

## THEATRO HESPAÑOL

POR DON VICENTE GARCIA
DE LA HUERTA.

[101.6]

PARTE SEGUNDA.

COMEDIAS DE CAPA Y ESPADA.

TOMO II.

CON LICENCIA EN MADRID
EN LA IMPRENTA REAL
MDCCLXXXV.

. 62

TALLINDRY, 1 100 150

1.D ...



## FAMA VIDA

Y ESCRITOS

## DE D. PEDRO CALDERON

DE LA BARCA, HENAO Y RIAÑO,

CABALLERO DEL ORDEN de Santiago, Presbítero, natural de esta coronada Villa de Madrid, Capellan de Honor de S. M. y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de la Ciudad de Toledo,

Por D. Juan de Vera-Tasis
y Villarroel.

Mal se estrechará en la esfera breve de mi labio, quien TOM.II.PART.II. A

generosamente ocupa todas las lenguas de la fama: y mal ceñiré á un epílogo tan corto, al que no cabe en los dilatados espacios de los siglos; porque, quien pone márgenes al resplandor, mas que lisonjea, agravia su claridad. Pero fiado en el afecto mio, que suplirá la capacidad del asunto suyo, corro veloz la pluma, para escribir en un abreviado suspiro un permanente sollozo, que le resucite en el ancho templo de la memoria, de quantos en la posteridad le registráren, y sean sus elegantes Escritos, los que con mas viva y eficáz lengua persuadan y enseñen, y muevan á todos los estudiosos; re-

sultando los venerados écos de sus numerosas voces desde Madrid en Hespaña, en Europa y en el Orbe entero, porque solo el Orbe será esfera capáz de percibirlos; que habiendo mi zelosa obligacion de publicarlos á nueva luz, es preciso, que á sus religiosas cenizas erija un túmulo honorario que las zele, ya que no las abrigue : valiendose para tanto empeño de una de las muchas plumas de su fama, en tanto que otras mas bien cortadas que la mia publican elogios dignos de su nombre

Parece, que á la suma Providencia (en quien todo es facil) cuesta algun desvelo

formar varones insignes, que han de llenar los avultados Anales de los siglos, pues por siglos no los concede; (1) y éste con notable particularidad lo fue, porque le empezó el año de 1601, dia de la Santisima Circuncision de su Humano Hijo nuestro Señor, y dia que pudo esta coronada Villa señalar con piedra blanca; pues le merecio por hijo, donde, ahun sin pisar los alegres umbrales de la vida, ya parece que con tristes écos anunciaba aquel glorioso ruido que habia de hacer en los distantes términos del

<sup>(1)</sup> Consta de la Fé de Bautismo, que presentó en el Real Consejo de las Ordenes.

Mundo, pues antes de abrir las orientales puertas, lloró en el materno seno, por entrar en el Mundo con la sombra de tristeza, quien como nuevo sol, le habia de llenar de inmensas alegrías. Dorotéa Calderon de la Barca, hermana suya y exemplarísima Religiosa en el Real Convento de Santa Clara de Toledo aseguraba, que les oyó decir á sus padres muchas veces, como tres habia ' llorado antes de nacer. Ni en el número, ni en la singula. ridad cargo ahora la consideracion; porque este breve discurso mas permite referir, que ponderar.

Fue Don Pedro Calderon

de la Barca hijo de Don Diego Calderon de la Barca, Barreda, y Doña Maria Ana de Henao y Riaño; por el apellido de su padre ilustrísimo, pues los Calderones de la Barca Barreda gozaron el fuero de antiguos Hijos-dalgo en el Valle de Carriedo de las Montañas de Burgos, adonde esta noble familia se retiró desde la Imperial Ciudad de Toledo, en la pérdida de Hespaña, (1) segun se deduce de sus mas clásicas Historias, y verídicos Nobiliarios. Por el

<sup>(1)</sup> Diego de Urbina en sus Blasones y Linages de Hespaña. Juan Perez de Bargas, Nobiliario de Hespaña. Garcia Alonso de Torres, en los Linages ilustres Don Lorenzo de Padilla en su Nobiliario.

de su madre fue de los principales Caballeros de los Países-Baxos de Flandes, descendientes del Señor de Mons de Henao, y de antiguo tiempo venidos á Castilla, (1) como tambien de los esclarecidos Riaños, Infanzones de Asturias.

Los primeros años pasó con la educación de sus nobles y virtuosos padres; y antes de cumplir los nueve de su florida edad, descubrió un gallardo y fecundo ingenio, con que le aplicaron en este grande Colegio de la Compañia á los rudimentos de la

<sup>(1)</sup> El Canonigo Tirso de Abilés, en su Nobiliario, con notas de Carballo. Diego de Urbina Rey de Armas ya citado.

Gramática, donde su diligente vivacidad se adelantó en poco tiempo á todos sus contemporáneos, y con cuya admiracion le trasladaron sus padres desde aquella docia Escuela á la mayor del Orbe, madre gloriosisima de todas las esciencias, y de los mas vehementes ingenios, que han ilustrado las cdades. En esta pues insigne Universidad de Salamanca, amada Patria mia, con el laborioso afan de sus continuados estudios, á pocos años se hizo Señor de las mas reconditas especulaciones Mathemáticas, profundidades Philosóficas, con noticia grande de la Geografía, Cronología, Historia Política, y Sa-

grada; penetrando con su perspicáz sutileza los mas intimos secretos de ambos Derechos Civil y Canónico, con que en cinco años de estudios se hizo capáz de tantas noticias, que le juzgaban profeso en todas las esciencias; labrandole unas y otras, para nuestra veneracion, perfectísimo Poeta; pues va en esta edad tenia ilustrados los Theatros de Hespaña con sus ingeniosas Comedias.

El año de 19 dexó á Salamanca, cultivando el precioso fruto que, en ella habia cojido su estudiosa aplicacion, al lado de muchos grandes Señores de esta Corte. El de 25 pasó por su natural in-

clinacion, á servir á S. M. al Estado de Milán, y despues á los de Flandes, en cuyo noble exercicio supo hermanar con excelencia las armas con las letras; invencion muy en lisonja de ellas, pues ciñendo la espada al lado, honró su cabeza con las plumas. Mucho se hubiera adelantado en este honroso exercicio, á no haberse servido S. M. de llamarle para el de sus Reales Fiestas, honrandole el año de 36 (1) con una merced de Habito, que se puso el 37; y ahunque el de 40, al salir las Ordenes Militares, se escusó, mandandole escribir

<sup>(1)</sup> Consta por el Real Consejo de las Ordenes.

aquella célebre fiesta Certamen de Amor y Zelos, que se representó en los Estanques de Buen-Retiro, su honrado espíritu, y viváz ingenio quiso cumplir con las dos obligaciones; pues en breve tiempo concluyó la Comedia, y tubo lugar para seguirlas á Cataluña, asentando plaza en la Compañía del Excelentísimo Señor Duque de Olivares, donde asistió (1) hasta ajustarse la paz de los dos Reynos, que volvió á la Corte, y S. M. le hizo nueva merced de treinta escudos de sueldo al mes, en la consignacion de Artillería. El de 49,

<sup>(1)</sup> Consta por la Contaduría de Artillería.

hallandose en Alba con el Excelentisimo Señor Duque, le mandó S. M. por su Real Decreto volver á la Corte, á trazar y describir aquellos célebres Arcos Triunfales para la feliz entrada de su Augusta Esclarecida Esposa Doña Maria Ana de Austria, nuestra Senora, gloriosisima Reyna Madre. El de 51, por su Real Cédula le dió licencia el Consejo de las Ordenes, para hacerse Sacerdote, con que atajó aquellos ardentísimos impulsos militares, dedicandose al mas forzoso obsequio del Senor de los Exércitos, como tambien á la dulce quietud de las festivas Musas. El de 53 repitió S. M. sus genero-

sos honores, (1) dandole una de las Capellanías de los Señores Reyes Nuevos de Toledo, de que tomó posesion en 19 de Junio de dicho año. El de 63, considerandole distante para empleo de sus Reales Fiestas, le honró con otra Capellanía de Honor en su Real Capilla, haciendole corrientes los gages y emolumentos de Toledo en esta Corte, y dandole una pension en Sicilia, con otras especiales y contínuas mercedes, en reconocimiento de sus grandes servicios, y premio de sus altos merecimientos, que aquel Quarto gloriosisimo Monarca fue

<sup>(1)</sup> Consta por el Archivo de la Santa Iglesia de Toledo.

magnánimo en premiar, por ser generoso en conocer los hombres de habilidad; con cu-yo motivo anhelaban los espíritus valientes al glorioso afan de los combates, con generosa ambicion de conseguir el digno premio, labrandose en aquella felicísima série mas fecundos ingenios, que han florecido en todas las edades.

Obligóle asimismo con premio y aplauso esta siempre ilustre y coronada Villa de Madrid algunos años á escribir uno de los Autos Sacramentales con que celebra su festivo dia; y reconociendole despues por unico, acordó, que los continuase solo, como lo hizo por espacio de

treinta y siete años ; escribiendo al mismo tiempo los de Toledo, Sebilla, y Granada, hasta que en aquellas insignes Ciudades faltaron estos festejos ; y ahun mas allá de la vida pasan los justísimos aplausos de esta Imperial Villa, pues los repite en sus festividades, con acertada resolucion de continuarlos. El mismo año de 63 (1) fue recibido por Congregante en la Venerabilisima y Nobilisima Congregacion del glorioso Apóstol San Pedro, de Presbíteros naturales de esta Corte. El de 66 fue electo Capellan Mayor de dicha venera-

<sup>(1)</sup> Consta por el Archivo de la Congregacion.

ble Congregacion: y el de 81, agradecido á tan singulares beneficios, se los recompensó dexandola por su universal heredera, en el remanente de sus bienes, que fue el año que nos le arrebató la muerte de nuestros amantes ojos, (1) Domingo á 25 de Mayo, dia gloriosisimo de la Pascua de Pentecostés, desconsolado para todos sus afectos, y lamentable para mí, que me faltó á un tiempo Maestro, padre y amigo. El invisible golpe de su muerte hirió muchos corazones, que por los labios y por los ojos desahogaron su sentimiento,

<sup>(1)</sup> Muerte de Calderon.

ya en amargas quexas, y ya en dulces canciones, pues lágrimas y acentos en obsequiosa demostracion se unieron, á dedicarle aplausos y congojas, como tributo debido á la Castellana Deidad de los respetos.

Diganlo con voz mas docta aquellos eruditísimos elógios con que le celebraron los esclarecidos Caballeros del Alcazar de Valencia, y aquellos elegantísimos de la muy noble Ciudad de Lisboa, los de Nápoles, Milán, y Roma, con los que en Madrid han publicado, y esperan publicar tantos célebres ingenios. Digalo tambien el Cenotafio Honorario, que le de-

TOM. II.

dicó la Venerable Congregacion de Presbíteros naturales para la eterna memoria de los siglos; y tantos doctos fúnebres epitáfios, como en ésta, y otras Naciones le lloran difunto, y le admiran inmortal.

Cesen (podia yo decir) tantos nobles sentimientos, pues ya á unos y á otros, nos queda por consuelo en esta precisa larga ausencia el retrato vivo que dexó para nuestra veneracion en sus elegantes escritos; pues cada uno de ellos es una viva imagen, en que copió su incomparable entendimiento. Confirmenlo mas de cien Autos Sacramentales, mas de ciento y veinte Comedias, sin descaecen en ninguna edad con ellas; pues empezó grande con la de El Carro del Cielo, de poco mas de trece años, y acabó soberano con la de Hado y Divisa, de ochenta y uno, coronando su madura edad doscientas Loas Divinas, y Humanas; cien Saynetes varios; el libro de la Entrada de la augusta Reyna Madre nuestra Señora; un dilatado. Discurso sobre los quatro Novisimos, en octavas; un Tratado, defendiendo la nobleza de la pintura: otro en Defensa de la Comedia: Canciones, Sonetos, Romances, con otros métros á varios asuntos, premiados en el primer lugar de Certámenes, y Académias, y en el juicio de todos los discretos cortesanos, fueron innumerables.

¿ Qué otra cosa (repito) es cada uno de estos discursos, que una pintura espirante y un perfecto retrato suyo, á quien ni la injuria de las edades, ni la malignidad de la envidia podrá desfigurar, ni obscurecer? Sus obras las venera y guarda la Libreiía del Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca, como tambien las mas selectas de Hespaña. Sus Autos, reconociondolos nuestros Catholicos Monarcas, como joyas dignas de reales capacidades, se los remitian, explicando con ellos

Su voluntad á los Señores Emperador de Alemánia y Rey del Francia.

Sus Comedias se han hecho las mas plausibles de todo el Orbe; pues en la mayor parte de él se hallan traducidas en Francés, en Italiano, y otras lenguas, porque todas á una dignamente han celebrado sus singulares aciertos cuya estudiosa aplicacion , y decente divertimiento no se atreve á ponderar, ni defender mi tosca humilde pluma ; quando éstas y las demás Comedias honestas de Hespaña las aprueba y califica la elevada, sobre todas, del Fenix Orador, generoso blason tambien de esta corona-

da Villa de Madrid quiventurosa madre suya, el eloquentísimo y Reverendísimo Padre Maestro Fray Manuel de Guerra y Ribera, á quien sus muchos émulos labráran corona para la eternidad, si ya no se la hubieran labrado sus grandes merecimientos ;; y quando tambien, al ver aprobacion tantas veces docta; cesó en la suya, prorrumpiendo en venerables admiraciones la de aquel modesto; noble, y erudito Caballero Don Juan Baños de Velasco, dignísimo Chronista general de estos Reynos: accion heróica, y obra la mas acertada, que hizo en su vida; pues con ella falleció, reverenciando

y siguiendo las huellas de nuestro venerado Don Pedro Calderon su compatriota.

Estas son las mas verdaderas noticias, que he podido averiguar, asi por el informe de su hermana y parientes, como por las informaciones, que repetidas veces se le hicieron; y éste es un corto resumen de su vida, hasta que en lineas mas dilatadas la describa nueva fama. Este fue el honrado y premiado Caballero de tres Cathólicos Monarcas, los Señores Reyes, Don Phelipe Tercero el Piadoso, Don Phelipe Quarto, el Grande, y Don Carlos Segundo el Deseado (que Dios guarde) pues

siempre con mano liberal derramaron en él copiosisimos favores, ya eligiendole el primero para el logro de sus festividades, y ya haciendole continuas honorificas mercedes. Este fue aquel dulce cisne, que supo llorar antes de nacer, y cantar ahun despues de morir, para eternizar su vida, sin pasar por el cahos tremendo del olbido; siendo en éste, y todos los tiempos generosamente favorecido de los Excelentísimos Senores Condestable de Castilla, Duque del Infantado, y Duque de Alba, y dignamente solicitado del Excelentísimo Señor Conde Duque de Olivares, Marqués del Carpio, y Eliche, Duque de Medina de las Torres, y Principe Stillano, magnánimos protectores suyos. Este fue el oráculo de la Corte; el ánsia de las extranxeras; el padre de las Musas; el lince de la erudicion; la luz de los theatros; la admiracion de los hombres ; el que de peregrinas virtudes estubo ornado siempre, pues su casa era el abrigo general de los desvalidos; su condicion la mas prudente; su humildad la mas profunda; su modestia la mas elevada; su cortesía la mas atenta; su compañia la mas segura y provechosa; su lengua la mas honradora; su pluma la mas cortesana de su

siglo, y que no hirió jamás con mordaces comentos la fama de ninguno, ni manchó con libelos á los maldicientes, ni su oído atendió á las detracciones maliciosas de la envidia: y éste en fin fue el Principe de los Poetas castellanos, que suscitó con su sagrada Poesía á Griegos y Latinos, pues en lo heróico fue culto y elevado; en lo moral erudito y sentencioso; en lo lírico agradable y eloquente; en lo sacro divino y conceptuoso; en lo amoroso; honesto y respectivo; en lo jocoso salado y vivo; en lo cómico sutil y proporcionado. Fue dulce y sonoro en el verso; sublime y elegante en la elocucion; docto y ardiente en la frase; grave y fecundo en la sentencia; templado y propio en la translacion; agudo y primoroso en la idéa; animoso y persuasivo en la inventiva; singular y eterno en la fama.

Te celebrant alii quanto decet ore, tuasque ingenio laudes überiore canunt.

Ovid. lib. 2. Trist.

He juzgado indispensable copiar este testimonio del mérito de los estudios de Calderon, para demostrar con él la falsedad de algunos extrangeros, que por envidia, y no de pocos nacionales, que por ignorancia deprimen.

Un elógio de esta naturaleza, estampado á la vista de muchos millares de hombres, que acababan de conocer á Calderon, no envuelve ninguna sospecha contra su veracidad; solo pueden dudar de ella los que se deleytan en cl abatimiento de los hombres; porque ellos no pueden ser conocidos por otros medios que el de la maledicencia.

La Ilustre Congregacion de Sacerdotes de esta Villa decretó á la memoria de nuestro Poeta un magnifico monumento, que se halla en la Iglesia Parroquial de San Salvador, sobre la mano izquierda, en la misma pared de enfrente, que corresponde á la Plazuela de la Villa.

Consta esta memoria del retrato de Calderon en busto, de la altura de tres quartas, pintado al óleo por Don Juan de Alfaro, Pintor de Cámara de Carlos II, en un quadro colocado en su correspondiente nicho, de marmol negro, quadrado, á la altura de tres varas y media. Debaxo del retrato se colocó una lápida, de mas de cinco quartas de largo, por tres de ancho, del mismo marmol negro, adornada de ex-quisitas entalladuras, en lo qual se lee en letras Romanas incisas y doradas la inscripcion siguiente:

### D. O. M.

D. PETRUS CALDERONIUS DE LA BARRCA, MANTUAE URBE NATUS , MUNDI ORBE NOTUS,

RUBRO D. JACOBI STEMMATE AURATUS EQUES, CATHOLI-CORUM REGUM TOLETI,

PHILIPPI IV.ET CAROLI II. MATRITI AD HONOREM FLAMEN, CAMOENIS OLIM DELICIARUM AMOENISSIMUM FLUMEN QUAE SUMMO PLAUSU VIVENS SCRIPSIT, MORIENS PRAES-

CRIBENDO DESPEXIT

MYSTARUM EX INDIGENIS COETUM
HAEREDEM AC LEGE RELIQUIT

UT VERAE GLORIAE CUPIDUM TUMULARET INGLORIUM; MUNIFICO TAMEN GRATUS BENEFACTORI

HOC MARMORE CONDITUM

OCTOGENARIUM.

ANNO DOMINI M. DC. LXXXII.

Nec Regum plausu fide, nec ingenio.

Al pie de esta inscripcion se puso otra piedra negra, de figura ochavada, de la misma naturaleza y cantera, segun parece, en la que se lee en iguales caracteres á los de la lápida sepulchral la siguiente Memoria:

CONGREGACION DE
SACERDOTES NATURALES
DE ESTA VILLA, PUSO AQUI
ESTA INSCRIPCION, CON
PERMISO DE DON DIEGO
LADRON DE GUEVARA,
CABALLERO DEL ORDEN DE
CALATRAVA, PATRON DE
ESTA CAPILLA.
1682.

# LA DAMA DUENDE,

#### COMEDIA

DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

Novedad no es, si la mujer es demonio todo el año, que una vez, por desquitarse de tantas, sea el demonio mujer. Jorn. II.

# 

11:

.5

#### ARGUMENTO.

1. C 32 , p. 3.

Doña Angela, viuda, moza y noble, vivia muy recojida en compañia de dos hermanos suyos, l'amados Don Luis y Don Juan, á cuya casa venía á ser huesped Don Manuel Henriquez, amigo y conocido de Don Juan; y encontrandose con ella en ta calle casualmente, pide Doña Angela á Don Manuel la libérte de cierto hombre, que la venía siguiendo, el qual era su hermano Don Luis, que por haber notado en Palacio; que se encubria de él, la seguia, ignorando que hubiese salido de casa.

Siendo inutiles otros medios, se vé Don Manuel obligado à renir con Don Luis, para impedir, que siga à la tapada; à cuyo tiempo sobreviene Don Juan que le reconoce y conduce à la casa de ambos, donde le hospedan en un quarto que tenia comunicacion secreta por una alhacena disimulada con el de Dona Angela, la qual, sabiendo que el hucsped de sus hermanos és, el que ucababa de libertarla del peligro de que Don Luis la conociese. formo empeño de cuidarle y regalarle, va-

34 liendose del paso de la alhacena, para poderlo hacer sin que fuese descubierta.

Don Manuel y su criado, marabillados de varios regalos y billetes que encuentran, persuadidos que en la casa no habia mujer alguna, hacen diferentes juicios sobre los lances que les ocurren en el quarto, y las señales que encuentran repetidas veces, de haber entrado en él alguna gente. El criado se persuade, que en aquellos hechos média la travesura de algun duende; pero Don Manuel sostiene que no hay duendes, ahunque alguna vez duda con lo extraordinario de los sucesos. Finalmente, Doña Augela se descuida en uno de estos lances, confiada en que ha persuadido à Don Manuel, que es un duende el que executa aquellas travesuras, y es hallada en su quarto por sus dos hermanos, con lo qual se descubre toda la trama, y Don Manuel la dá la mano de esposo con satisfaccion y gusto de todos.

#### NOTA.

He dado á esta Comedia de Calderon el primer lugar entre todas las excelentes suyas, no tanto por lo ingenioso de la invencion, y textura del Drama, que es inimitable, quanto porque ridiculiza una vulgaridad que en sus tiempos tubo bastante dominio ahun en los espíritus de gentes de educacion, que creían como existentes estas especies de éntes traviesos y revoltosos, llamados Duendes.





#### PERSONAS.

DON MANUEL.

DONA ANGELA, viuda.

DON LUIS. { sus hermangs.

DOÑA BEATRIZ.

CLARA. Scriadas.

COSME. criados.



## LA DAMA DUENDE



JORNADA PRIMERA.



Salen Don Manuel y Cosme vestidos de camino.

D. MANUEL.

or una hora no llegamos á tiempo, de ver las fiestas, con que Madrid generosa hoy el baptismo celebra del primero Baltasar.

COSMF.

Como esas cosas se aciertan,

ó se yerran por una hora. Por una hora, que fuera antes Pyramo á la fuente, no hallára á su Tisbe muerta. Y las moras no mancháran; porque dicen los poetas, que con arrope de moras, se escribió aquella tragedia. Por un hora que tardára Tarquino, hallára á Lucrecia recojida; con lo qual, los Autores no andubieran, sin ser Vicarios, llevando á Salas de competencias la causa, sobre saber, si hizo fuerza, ó no hizo fuerza. Por una hora que pensára, si era bien hecho ó no era, echarse Hero de la torre, no se echára, es cosa cierta; con que se hubiera excusado el Doctor Mira de Mescua, de haber dado á los theatros tan bien escrita comedia, y haberla representado Amarilis tan de veras, que volatin del carnal, si otros son de la Quaresma,

sacó mas de alguna vez las manos en la cabeza. Y puesto que hemos perdido por una hora tan gran fiesta, no por un hora perdamos la posada; que si llega tarde Abindarraez, es ley, que haya de quedarse fuera; y estoy rabiando, por ver este amigo, que te espera, como si fueras galan al uso, con cama y mesa; sin saber, cómo, ó por dónde, tan grande dicha nos venga: pues, sin ser los dos torneos, hoy á los dos nos sustenta.

D. MANUEL.

Don Juan de Toledo es, Cosme, el hombre, que mas profesa mi amistad; siendo los dos, envidia, ya que no afrenta, de quantos la antigüedad por tantos siglos celebra.

Los dos estudiamos juntos; y pasando de las letras á las armas, los dos fuimos camaradas en la guerra.

En las de Piamonte, quando

LA. DAMA 40 el Señor Duque de Feria, con la gineta me honró, sons la le dí, Cosme, mi bandera. Fue mi Alferez; y despues, muli line sacando de una refriega il lillo I una penetrante herida, le curé en mi cama mesma. La vida, despues de Dios, me debe : dexo otras deudas de menores intereses, que, entre nobles, es baxeza referirlas; pues por eso pintó la docta Academia al galardon, una dama rica, y las espaldas vueltas: dando á entender, que en haciendo el beneficio, es discreta accion, olbidarse de él; que no le hace, el que le acuerda. En fin Don Juan obligado de amistades y finezas, viendo, que su Magestad con este gobierno premia mis servicios, y que vengo de paso á la Corte, intenta hoy hospedarme en su casa, por pagarme con las mesmas:

y ahunque á Burgos me escribió,

de casa y calle las señas, no quise andar preguntando á caballo, á dónde era: y asi, dexé en la posada las mulas y las maletas, yendo hácia donde me dice. Ví las galas y libreas; é informado de la causa, quise, ahunque de paso, verlas. Llegamos tarde, en efecto; porque:::

Salen Doña Angela é Isabél tapadas.

D. ANGELA.

Si, como lo muestra

el trage, sois caballero de obligaciones y prendas, amparad á una mujer, que á valerse de vos llega. Honor y vida me importa, que aquel hidalgo no sepa quién soy, y que no me siga. Estorvad, por vida vuestra, á una mujer principal una desdicha, una afrenta; que podrá ser, que algun dia::: A Dios: a Dios; que voy muerta.

Vanse los dos muy aprisa:

COSME.

¡Es dama, ó es torbellino!

D, MANUEL.

¡Hay tal suceso!

COSME.

¿ Qué piensas

hacer?

D. MANUEL.

¿ Eso me preguntas?

¿Cómo puede mi nobleza excusarse, de estorbar una desdicha, una afrența; que, segun muestra, sin duda, es su marido ?

COSME.

¿Y qué intentas?

D. MANUEL.

Detenerle con alguna industria; mas, si con ella no puedo, será forzoso, el valerme de la fuerza, sin que él entienda la causa.

COSME.

Si industria buscas, espera, que á mí se me ofrece una. Esta carta, que encomienda es de un amigo, me valga.

Salen Don Luis y Rodrigo su criado.

D. LUIS.

Yo tengo de conocerla, no mas de por el cuidado, con que de mí se recela.

RODRIGO.

Siguela, y sabrás quién es. Llega Cosme, y retirase Don Manuel.

COSME.

Señor: ahunque con vergüenza llego, vuesarced me haga tan gran merced, que me lea, á quien esta carta dice.

D. LUIS.

No voy ahora con flema.

Detienele Cosme.

COSME.

Pues si flema solo os falta, yo tengo gran cantidad de ella, y podré partir con vos.

D. LUIS.

Apartad.

D. MANUEL.

¡Oh qué derecha

es la calle! Ahun no se pierden de vista.

COSME.

Por vida vuestra:::

D. LUIS.

Vive Dios, que sois pesado, y os romperé la cabeza, si mucho me haceis.

COSME.

Por cso

os haré poco.

D. LUIS.

Paciencia

me falta, para sufriros. Apartad de aqui.

empujale.

llega.

D. MANUEL.

Ya es fuerza,

llegar: acábe el valor lo que empezó la cautela. Caballero, ese criado es mio; y no sé, que pueda haberos hoy ofendido, para que de esa manera le atropelleis.

D. LUIS.

No respondo

á la duda ó la quexa; porque nunca satisfice á nadie. A Dios.

D. MANUEL.

Si tubiera

necesidad mi valor

45

DUENDE.

de satisfacciones, crea vuestra arrogancia de mí, que no me fuera sin ella. Preguntar, en qué os ofende, en qué os agravia ó molesta, merece mas cortesía: y pues la Corte la enseña, no la pongais el mal nombre, de que un forastero venga á enseñarla, á los que tienen obligacion de saberla.

D. LUIS.

Quien pensáre, que no puedo énseñarla yo:::

- D. MANUEL.

suspended, y hable el acero.

D. LUIS. in itif

Decís bien.

Sacan las espadas y rinen.

COSME.

Oh quién tubiera

gana de renir!

D. RODRIGO.

الرواياء

Sacad

la espada vos.

COSME.

Es' doncella;

y sin cedula ó palabra, no puedo sacarla.

Sale Doña Beatríz y Clara con mantos, deteniendo á Don Juan , quedandose á la puerta.

D. JUAN.

Suelta,

Beatriz.

D. BEATRIZ, No has de ir.

D. JUAN.

Mira, que es

con mi hermano la pendencia.

D. BEATRIZ.

¡ Ay de mí triste!

D. JUAN.

A tu lado

estoy.

D. LUIS.

Don Juan, tente, espera; que mas, que á darme valor, á hacerme cobarde llegas. Caballero forastero, quien no excusó la pendencia solo, estando acompañado,

DUENDE.

bien se vé, que no la dexa de cobarde. Idos con Dios; que no sabe mi nobleza reñir mas; y mas, con quien tanto brio y valor muestra. Idos con Dios.

D. MANUEL.

Yo os estimo

bizarría y gentileza.
Pero si de mí, por dicha, algun escrupulo os queda, me hallareis, donde quisieres.

D. LUIS.

Norabuena.

D. MANUEL.

Norabuena.

D. JUAN.

¡ Qué es lo que miro y escucho,
Don Manuel!

D. MANUEL. Don Juan?
D. JUAN.

Suspensa

el alma no determina, qué hacer, quando considera un hermano y un amigo; que es lo mismo, en diferencia tal, y hasta saber la causa, LA DAMA

D. LUIS.

Volver por ese criado,

este caballero intenta, que necio me ocasionó, á hablarle mal. Todo cesa con esto.

D. JUAN.

Pues siendo asi, 104
cortés me darás licencia,
para que llegue, á abrazarle.
El noble huesped que espera
nuestra casa, es el señor
Don Manuel. Hermano, llega;
que dos.; que han reñido iguales,
desde aquel instante quedan
mas amigos; pues ya hicieron
de su valor experiencia.

D. MANUEL.

Primero
que á vos os los dé, me lleva
el valor que he visto en él,
á que al servicio me ofrezca
del señor Don Luis.

Yo soy

vuestro amigo, y ya me pesa, de no haberos conocido; pues vuestro valor pudiera haberme informado.

D. MANUEL.

- El vuestro

escarmentado me dexa. Una herida en esta mano he sacado.

D. LUIS.

Mas quisiera

tenerla mil veces yo.

COSME.

¡ Qué cortesana pendencia!

Venid, al punto á curaros. Tú, Don Luis, aqui te queda, hasta que tome su coche Doña Beatríz, que me espera; y de esta descortesía me disculparás con ella. Venid, señor, á mi casa; y mejor diré á la vuestra, donde os cureis.

D. MANUEL.

Que no es nada.

D. JUAN.

Venid presto.

TOM.II. PART.II.

50

D. MANUEL.

Qué tristeza

me ha dado, que me reciba ; con sangre Madrid!

D. LUIS.

¡Qué pena

tengo, de no haber podido saber, qué dama era aquella!

COSME.

¡Qué bien merecido tiene mi amo, lo que se lleva! Porque no se meta, á ser Don Quixote de la legua.

> Llega Don Luis á Doña Beatríz, que está aparte.

> > D. LUIS.

Ya la tormenta pasó.
Otra vez, scñora, vuelva
á restituir las flores,
que ahora marchita y seca
de vuestra hermosura el hielo
de un desmayo.

D. BEATRIZ.

¿Dónde queda

Don Juan?

D. LUIS.

Que le perdoneis

os pide; porque le llevan forzosas obligaciones, y el cuidar con diligencia de la salud de un amigo, que va herido.

D. BEATRIZ.

¡Ay de mí!¡Muerta

estoy!¿Es Don Juan?

Señora,

no es Don Juan; que no estubiera, estando herido mi hermano, yo con tan grande paciencia. No os asusteis; que no es justo, que sin que él la herida tenga, tengamos entre los dos, yo el dolor y vos la pena: digo el dolor, el de veros tan postrada, tan sujeta á un pesar imaginado, que en vos su rigor emplea.

D. BEATRIZ.

Señor Don Luis, ya sabeis, que estimo vuestras finezas, supuesto que lo merecen, por amorosas y vuestras; pero no puedo pagarlas; que eso han de hacer las estrellas,

y no hay, de lo que no hacen, quien las tome residencia. Si lo que menos se halla, es hoy lo que mas se precia en la Corte, agradeced el desengaño, siquiera por ser cosa, que se halla con dificultad en ella. Quedad con Dios. vase y su criada.

D. LUIS.

Id con Dios.

No hay accion, que me suceda bien, Rodrigo. Si una dama veo ayrosa, y conocerla solicito, me detienen un necio y una pendencia; que no sé, quál es peor. Si riño, y mi hermano llega, es mi enemigo su amigo: si por disculpa me dexa, de una dama, es una dama, que mil pesares me cuesta: de suerte, que una tapada me huye, un necio me atormenta, un forarsero me mata, y un hermano me le lleva, á ser mi huesped á casa, y otra dama me desprecia.

53

DUENDE.

De mal anda, mi fortuna.

RODRIGO.

De todas aquesas penas, ¿que sé , la que tú mas sientes?

No sabes.

RODRIGO.

¿ Que la que llegas

á sentir mas, son los zelos de tu hermano y Beatríz bella?

Engañaste.

RODRIGO,

¿ Pues quál es?

D. LUIS,

Si tengo de hablar de veras, (de tí solo me fiára) lo que mas siento es, que sea mi hermano tan pocó atento, que llevar á casa quiera un hombre mozo, teniendo, Rodrigo, una hermana bella, viuda y moza; y, como sabes, tan de secreto, que apenas sabe el sol, que vive en casa: porque Beatríz, por ser deuda, solamente la visita:::

D. RODRIGO. Ya sé, que su esposo era Administrador en puerto 4,6 16 16 1 de mar de unas reales rentas, y quedó debiendo al Rey grande cantidad de hacienda, 2000 y ella á la Corte se vino de secreto, donde intenta, escondida y retirada, componer mejor sus deudas, una y esto disculpa á tu hermano; que su estado no la dá, ni permision ni licencia, de que nadie la visite; y que, ahunque tu huesped sea 2001 @ Don Manuel, no ha de saber, que en casa', señor, se encierra! tal mujer; qué inconveniente and hay, en admitirle en ella ? son Y mas, habiendo tenido es dans y tal recato y advertencia, idli. que para su quarto ha dado... por otra calle la puerta; y la que salia á la casa, por desmentir la sospecha, de que el cuidado la habia cerrado; ó porque pudiera

con facilidad abrirse otra vez, fabricó en ella una alhacena de vidrios; labrada de tal manera, que parece, que jamás en tal parte ha habido puerta.

D. LUIS.

¿ Ves con lo que me aseguras ?
Pues con eso mismo intentas
darme muerte; pues ya dices,
que no ha puesto por defensa
de su honor, mas que unos vidrios,
que al primer golpe se quiebran.

Vanse, y salen Doña Angela é Isabel.

D. ANGELA. Vuelveme á dar, Isabél, esas tocas: (¡pena esquiva!) vuelve á amortajarme viva, ya que mi suerte cruel lo quiere asi.

ISABEL.

Toma presto; porque si tu hermano viene, y alguna sospecha tiene, no la confirme con esto, de hallarte hoy de esta manera, que hoy en palacio te vió.

Valgame el cielo, ¡Que yo entre dos paredes muera, donde apenas el Sol sabe, quien soy; pues la pena mia en el termino de un dia ni se conticne ni cabe! Donde, inconstante la Luna, que aprende influxos de mí, no puede decir: yo ví, que lloraba su fortuna: donde en efecto encerrada, sin libertad he vivido, porque enviudé de un marido, con dos maridos casada; y luego delito sea, sin que toque en liviandad, depuesta la autoridad, ir donde tapada vea un theatro, en quien la fama, para su aplauso inmortal, con acentos de metal, á voces de bronce llama! ¡Suerte injusta! ¡Dura estrella! D. ISABEL.

Señora, no ticne duda, el que mirandote viuda, tan moza, bizarra y bella, tus hermanos cuydadosos te zelen; porque este estado es el mas ocasionado á delitos amorosos: y mas en la Corte hoy, donde se han dado en usar unas viuditas de azahar, que al cielo mil gracias doy, quando en la calle las veo tan honestas, tan fruncidas, tan beatas y aturdidas: y en quedandose en manteo, es el mirarlas contento; pues sin toca y devocion, ... saltan mas á qualquier son, que una pelota de viento. Y este discurso doblado para otro tiempo, señora, ¿ cómo no habemos ahora cn el forastero hablado, á quien tu honor encargaste, y tu galan hoy le hiciste?

D. ANGELA.

Parece, que me leiste el alma, en eso que hablaste. Cuidadosa me ha tenido, no por él, sino por mí: porque despues, quando oí 58

LA DAMA

de las cuchilladas ruido, me puse, (mas son quimeras) Isabel, á imaginar, que él habia de tomar mi disgusto tan de veras, que habia de sacar la espada en mi defensa. Yo fuí necia, en empañarle asi; mas una mujer turbada qué mira, ó que considera?

ISABEL.

Yo no sé, si lo estorbó; mas sé, que no nos siguió tu hermano mas.

D. ANGELA.

Oye, espera.

D. LUIS saliendo.

¿ Angela?

D. ANGELA.

¿Hermano y señor?

ap.

turbado y confuso vicnes. ¿Qué ha sucedido? ¿qué tienes?

D. LUIS.

Harto tengo; tengo honor.

D. ANGELA.

¡Ay de mí! Sin duda es, que Don Luis me conoció. D. LUIS. 1 00 cio

Y asi, siento mucho yo, and le le que te estimen poco.

. M.D. ANGELA. JA SA J

. daw ; Pues

has tenido algun disgusto? ombo

Lo peor es, que quando vengo á verte, el disgusto tengo que tube, Angela.

ISABEL.

Otro susto! sion ap.

D. ANGELA. Saibana

¿ Pues yo en qué te puedo dár, hermano, disgusto? Advierte:::

D.-LUIS.

Tú eres la causa; y el verte:::

D. LUIS.

Angela, estimar

tan poco de nuestro hermano.

D. ANGELA.

Eso sí.

ap.

Pues quando vienes

con los disgustos que tienes, cuidado te dá no en vano

el enojo que tenia con él el huesped pagó; pues, sin conocerle yo, hoy le he herido en profecía.

D. ANGELA,

¿Pucs cómo fué?

D. LUIS.

Entré en la plaza

de Palacio, hermana, á pie, hasta el palenque; porque toda la desembaraza de coches y caballeros, la guardia : á un corro me fuí de amigos, adonde ví, que alegres y lisonjeros, los tenia una tapada, á quien : todos celebraron. lo que dixo, y alabaron de entendida y sazonada. Desde el punto que llegué, otra palabra no habló; tanto, que á alguno obligó á preguntarla: por qué, porque yo llegaba, habia con tanto extremo callado? Todo me puso en cuidado. Miré, si la conocia, y no pude; porque ella,

le puso mas en taparse, en esconderse y guardarse. Viendo, que no pude verla, seguirla determiné. Ella siempre atrás volvia á ver, si yo la seguia; cuyo gran cuydado fue espuela de mi cuidado. Yendo de esta suerte pues llegó un hidalgo, que es de nuestro huesped criado, á decir, que le leyese una carta: respondí, que iba de prisa, y creí, que detenerme quisiese con este intento; porque, la mujer le habló al pasar; y tanto dió en porfiar, que le dixe no sé qué. Llegó en aquella ocasion en defensa del criado nuestro huesped, muy soldado. Sacamos en conclusion las espadas. Todo es esto; pero mas pudiera ser.

Miren la mala mujer, en qué ocasion te habia puesto! Que hay mujeres tramoyeras: |- | is pondré, que no conocia quién eras, y que lo hacía solo porque la siguieras. Por eso estoy harta yo, de decir (si bien te acuerdas) que mires, que no te pierdas por mujercillas, que no saben mas, que aventurar los hombres.

D. LUIS.

¿ En qué has pasado

True !

la rarde?

D. ANGELA.

En casa me he estado

entretenida en llorar. D. LUIS.

Hate nuestro hermano visto?

D. ANGELA.

Desde esta mañana no ha entrado aqui.

D. LUIS.

Qué mal yo

estos descuidos resisto!-

D. ANGELA.

Pues dexa los sentimientos; que al fin, sufrirle es mejor; que es nuestro hermano mayor, y comemos de alimentos.

D. LUIS.

Si tú estás tan consolada, yo tambien; que yo, por tí lo sentia: y porque asi veas, no darseme nada, á verle voy, y ahun con él haré una galantería.

vase.

¿ Qué dirás, señora mia, despues del susto cruél, de lo que en casa nos pasa? Pues el que hoy ha defendido tu vida, huesped y herido le tienes dentro de casa.

D. ANGELA.

Yo, Isabél, lo sospeché, quando de mi hermano oí la pendencia, y quando ví, que el herido el huesped sué; pero ahun bien no lo he creido; porque caso extraño suera, que un hombre á Madrid viniera, y hallase recien venido una dama, que rogase, que su vida desendiese, un hermano, que le hiriese, y otro que lo aposentase.

Fuera notable suceso; y ahunque todo puede ser, no lo tengo de creer, sin verlo.

ISABEL.

Y si para eso te dispones, yo bien sé, por donde verle podrás, y ahun mas que verle.

D. ANGELA.

Tú estás

loca. ¿Cómo, si se vé de mi quarto tan distante el suyo?

ISABEL.

Parte hay, por donde este quarto corresponde al otro; esto no te espante.

D. ANGELA.

No, porque verlo desco; sino solo por saber, dime, ¿ cómo puede ser? que lo escucho y no lo creo.

ISABEL.

¿No has oído, que labró en la puerta una alhacena, tu hermano?

#### D. ANGELA.

Ya que lo ordena

tu ingenio, he entendido yo. Dirás, que pues es de tabla, algun agujero hagamos, por donde al huesped veamos.

ISABEL.

Mas que eso mi ingenio entabla.

D. ANGELA.

Dí.

ISABEL.

Por cerrar y encubrir la puerta que antes habia, y que á este jardin salia, y poder volverla á abrir, hizo tu hermano poner portatil una alhacena: ésta (ahunque de vidrios llena) se puede muy bien mover. Yo lo sé bien; porque, quando la alhacena aderecé, la escalera la arrimé, y ella se fue desclavando poco á poco; de manera, que todo junto cayó, y dimos en tierra yo, alhacena y escalera: de suerte, que en falso ahora TOM.II. PAT.II.

la tal alhacena está, y apartandose podrá, qualquiera pasar, señora.

D. ANGELA

Esto no es determinar, sino prevenir primero. Vés aqui, Isabél, que quiero á esotro quarto pasar, y he quitado la alhacena: ¿Por allá no se podrá quitar tambien?

ISABEL.

Claro está;

y para hacerle mas buena, en falso se han de poner dos clavos, para advertir, que solo la sepa abrir, el que lo llega á saber.

D. ANGELA.

Al criado que viniere por luz y por ropa, dí, que vuelva á avisarte á tí, si acaso el huesped saliere de casa, que segun creo, no le obligará la herida, á hacer cama.

ISABEL.

¿Y por tu vida

irás?

D. ANGELA.

Un necio deseo tengo de saber, si es él, el que, mi vida guardó: porque, si le cuesto yo sangre y cuidado, Isabél, es bien, mirar por su herida, si es que segura del miedo, de ser conocida, puedo ser con él agradecida.

Vamos, que tengo de ver la alhacena; y si pasar puedo al quarto, he de cuidar sin que él lo llegue á entender, desde aqui de su regalo.

ISABEL.

Notable cuento será, ¿Mas si lo cuenta?

D. ANGELA.

No hará; que hombre, que su esfuerzo igualo á su gala y discrecion, puesto que de todo ha hecho noble experiencia en mi pecho, en la primera ocasion, de valiente en lo arrestado, de galan en lo lucido,

en el modo de entendido, no me ha de causar cuidado, que diga suceso igual: que fuera notable mengua, que echára una mala lengua tan buenas partes á mal. vanse.

Salen Don Juan, Don Manuel, y un criado con luz.

D. JUAN.

Acostaos por mi vida.

D. MANUEL.

Es tan poca la herida, que antes, Don Juan, sospecho, que parece melindre, el haber hecho caso ninguno de ella.

D. JUAN.

Harta ventura ha sido de mi estrella; que no me consolára jamás, si este contento me costára el pesar de teneros en mi casa indispuesto, y el de veros herido por la mano (sí bien no ha sido culpa) de mi hermano.

D. MANUEL.

El es un buen caballero, y me tiene envidioso de su acero; de su estilo admirado, y he de ser muy amigo y su criado.

Salen Don Luis y un criado con un azafate cubierto, y en él un aderezo de espada.

D. LUIS.

Yo, señor, lo soy vuestro, como en la pena, que recibo, muestro, ofreciendoos mi vida; y porque el instrumento de la herida en mi poder no quede, pues ya agradarme, ni servirme puede, bien como aquel criado, que á su señor algun disgusto ha dado, hoy de mí lo despido.

Esta es, señor, la espada que os ha herido; á vuestras plantas viene, á pediros perdon, si culpa tiene: tome vuestra querella con ella en mí venganza de mí y de ella.

D. MANUEL.

Sois valiente y discreto; en todo me venceis; la espada aceto;, porque siempre á mi lade, me enseñe á ser valiente. Confiado desde hoy vivir procuro; porque, e de quién no vivirá seguro quien vuestro acero ciñe generoso? que él solo me tubiera temeroso.

D. JUAN.

Pues Don Luis me ha enseñado

70 LA DAMA
á lo que estoy por huesped obligado, ano
otro regalo quiero,
que recibais de mí.

D. MANUEL.

Qué tarde espero

pagar tantos favores!
Los dos os competís, en darme honores.
Sale Cosme cargado de maletas y coxines.

COSME.

Doscientos mil demonios de su furia infernal dén testimonios, volviendose inclementes doscientas mil serpientes, que asiendome de un vuelo, dén conmigo de patas en el cielo, del mandato oprimidos de Dios, por justos juicios compelidos, si vivir no quisiera sin injurias en Galicia, ó Asturias, antes que en esta Corte.

D. MANUEL.

Reportate.

El reportorio se reporte.

D. JUAN.

¿ Qué dices?

COSME.

Lo que digo;

que es traydor, quien dá paso al enemigo.

D. LUIS.

¡Qué enemigo! Detente.

COSME.

El agua de una fuente y otra fuente.

D. MANUEL.

¿Y por eso te inquietas?

COSME.

Venia de coxines y maletas por la calle cargado, y en una zanja de una fuente he dado; y asi lo traygo todo, como dice el refrán, puesto de lodo. ¡Quién esto en casa mete!

D. MANUEL.

Vete de aqui; que estás borracho. Vete.

Si borracho estubiera, menos mi enojo con el agua fuera. Quando en un libro leo de mil fuentes, que vuelven varias cosas sus corrientes, no me espanto, si aqui ver determino, que nace el agua, á convertirse en vino.

D. MANUEL.

Si él empieza, en un año no acabará.

D. JUAN.
El tiene humor extraño.

D. LUIS.

Solo de tí querria saber, si sabes leer, como este dia en el libro citado muestras, ¿por qué pediste tan pesado, que una carta leyese? ¿ Qué te apartas?

COSME.

Porque sé leer en libros, y no en cartas.

D. LUIS.

Está bien respondido.

D. MANUEL.

Que no hagais caso de él, por Dios os pido. Ya le ireis conociendo, y sabreis, que es burlon.

COSME.

Hacer pretendo de mis burlas alarde. ap.
Para alguna os convido.

D. MANUEL.

Pues no es tarde, porque me importa, hoy quiero hacer una visita.

D. JUAN.

Yo os espero,

para cenar.

D. MANUEL.

Tú, Cosme, estas maletas abre, y saca la ropa; no las metas,

hasta limpiarlas harto.

D. JUAN.

Si quisieres cerrar, esta es del quarto la llave, que ahunque tengo llave maestra, por si tarde vengo, mas que aquesta no tiene, ni otra puerta tampoco; (asi conviene) ap. y en la puerta la dexa, y cada dia vendrán á aderezarle.

Vanse, y queda Cosme.

COSME.

Hacienda mia,

ven acá; que yo quiero visitarte primero; porque ver determino, quánto habemos sisado en el camino; que, como en las posadas no se hilan las cuentas tan delgadas, como en casa, que vive en sus porfias la cuenta y la razon por lacerias, hay mayor aparejo de provecho, para meter la mano, no en mi pecho, sino en la bolsa ajena.

Abre la maleta y saca una bolsa. Hallé la propia ; buena está, y rebuena; pues aquesta jornada, subió doncella, y'se apeó preñada. [dido; Contarlo quiero, ahunque es tiempo perporque vo, ¿qué borregos he vendido de mi señor, para que mire y vea, si está cabal? Lo que ello fuere sea. Su maleta es aquella:

vantos á aderezalla y componella presto, que él me mandó que hiciese esto. ¿ Mas porque él lo mandó, se ha de hacer Por haberlo él mandado, [presto ? antes no lo he de hacer; que soy criado; salirime un rato, es justo,

á rezará una ermita. ¿Tendrás gusto [mos. de esto, Cosme? Tendré: pues, Cosme, vaque antes son nuestros gustos, que los amos. Vase, y por una alhacena, que estará figu-

rada con anaqueles y vidrios, salen Doña Angela é Isabél,

ISABEL.

Que está el quarto solo, dixo Rodrigo; porque el tal huesped y tus hermanos se fueron.

D. ANGELA.

Por eso pude atreverme á hacer sola esta experiencia.

ISABEL.

¿Ves, que no hay inconveniente, para pasar hasta aqui?

D. ANGELA.

Antes, Isabel, parece,

que todo quanto previne yo, fue muy impertinente; pues con ninguno encontramos, que la puerta facilmente se abre, y se vuelve á cerrar, sin ser posible, que se eche de vér.

> isabel. ¿Y á qué hemos venido? D. ANGELA.

A volvernos solamente; que para hacer sola una travesura dos mujeres, basta haberla imaginado: porque al fin esto no tiene mas fundamento, que haber hablado en ello dos veces, y estár yo determinada, siendo verdad, que es aqueste caballero, el que por mí se empeñó osado y valiente (como te he dicho) á mirar por su regalo.

ISABEL.

Aqui tiene el que le traxo tu hermano, y una espada en un bufete.

D. ANGELA.

Ven acá. ¿ Mi escribanía traxeron aqui?

Dió en ese

desvarío mi señor. Dixo, que aqui la pusiese con recado de escribir, y mil libros diferentes.

D. ANGELA.

En el suelo hay dos maletas.

ISABFL.

Y abiertas, señora. ¿ Quieres, que veamos, lo que hay en ellas?

D. ANGELA.

Sí ; que quiero neciamante mirar, qué ropas y alhajas trahe.

ISABEL.

Soldado y pretendiente,

vendrá muy mal alhajado.

Sacan todo quanto van diciendo, y lo esparcen por la sala.

D. ANGELA.

¿ Qué es eso?

ISABFL.

Muchos papeles.

D. ANGELA.

¿ Son de mujer ?

ISAEL.

No, señora;

sino procesos, que vienen cosidos, y pesan mucho.

D. ANGELA.

Pues si fueran de mujeres, ellos fueran mas livianos. ¿Mas en eso te detienes?

ISABEL.

Ropa blanca hay aqui alguna.

Huele bien?

ISABEL.

Sí; á limpia huele.

D. ANGELA.

Ese es el mejor perfume.

ISABEL.

Las tres calidades tiene, de blanca, blanda y delgada. ¡ Mas, señora, qué es aqueste pellejo, con unos hierros de hierramientas diferentes!

D. ANGELA.

Muestra á ver : hasta aqui bien de sacamuelas parece; mas estas son tenacillas, 78
y el alzador del copete,
y los bigotes esotras.

ISABEL.

Item, escobilla y peine: oye, que mas prevenido, no le faltará al tal huesped la horma de su zapato.

D. ANGELA.

¿Por qué?

ISABEL.

Porque aqui la tiene.

D. ANGELA.

¿Hay mas?

ISABEL.

Sí, señora. Item:

como á forma de billetes, legajo segundo.

D. ANGELA.

Muestra:

de mujer son, y contienen mas que un papel: un retrato está aquí.

ISABEL.

¿ Qué te suspende?

D. ANGELA.

El verle; que una hermosura, si está pintada, divierte.

DUENDE.

ISABEL.

Parece, que te ha pesado, de hallarle.

D. ANGELA.
¡Qué necia eres!

No mires mas.

ISABEL.

¿Y qué intentas?

D. ANGELA.

Dexarle escrito un billete.
Toma el retrato.

Ponese á escribir.

ISABEL.

Entre tanto,

la maleta del sirviente he de ver. Esto es dinero; quartazos son insolentes, que en la República, donde son los Principes y Reyes las doblas y patacones, ellos son la comun plebe. Una burla le he de hacer, y ha de ser de aquesta suerte. Quitarle de aqui el dinero al tal Lacayo, y ponerle unos carbones. Dirán: ¿ dónde demonios los tiene esta mujer? no advirtiendo, que esto sucedió en Noviembre.

y que hay brasero en el quarto.

D. ANGELA.

Ya escribí: ¿ Qué te parece dónde le dexe el papel, porque si mi hermano viene no le véa?

ISABEL.

Alli debaxo

de la tohalla, que tienen las almohadas, que al quitarla, se verá forzosamente, y es parte en que hasta entonces no se ha de andar.

D. ANGELA.

Bien adviertes:

ponle alli, y vé recojiendo todo esto.

. ISABEL.

Mira que tuercen la llave ya.

D. ANGELA.

Pues dexadlo

todo, esté como estubiere, y á escondernos. Isabél, vén.

D. ANGELA.
Alhacena me fecit.

Vanse por el alhacena, dexandolo requelto, y sale Cosme.

COSME.

Ya que me he servido á mí, de barato quiero hacerle á mi amo otro servicio, ¡ Mas quién nuestra hacienda vende, que asi hace almoneda de ella! ¡Vive Christo, que parece Plazuela de la Cebada la sala con nuestros bienes! ¡Quién está aqui! No está nadie, por Dios; y si está, no quiere responder. No me responda, que me huelgo, de que eche de ver, que soy enemigo de respondones. Con este humor, sea bueno, ó sea malo (si he de hablar sencillamente) estoy temblando de miedo; pero como á mí me dexe el revoltoso de alhajas libre mi dinero, llegue, y revuelva las maletas una y quatrocientas veces. Mas qué veo! Vive Dios, que en carbones lo convierte.

Duendecillo, duendecillo, quien quiera que seas ó fueres, el dinero que tú das, en lo que mandares, vuelve, mas lo que yo hurto, ¿por qué?

> Salen Don Juan, Don Luis y Don Manuel.

> > D. TUAN.

¿De qué das voces?

D. LUIS.

¿ Qué tienes?

D. MANUEL.

¿ Qué te ha sucedido? Habla. COSME.

Lindo desenfado es ese. Si tienes por inquilino, señor, en tu casa un duende, para que nos recibiste en ella? Un instante breve que falté de aqui, la ropa de tal modo, y de tal suerte hallé, que toda esparcida, una almoneda parece.

D. JUAN ..

¿Falta algo?

COSME. No falta nada. El dinero solamente, que en esta bolsa tenia, que era mio, me convierte en carbones,

D. LUIS.

Sí; ya entiendo.

D. MANUEL.

¡Qué necia burla previenes! ¡Qué fria, y qué sin donayre!

¡Qué mala, y qué impertinente!

No es burla ésta, vive Dios.

D. MANUEL.

Calla; qué estás, como sueles.

COSME.

Es verdad: mas suelo estar en mi juicio algunas veces.

D. JUAN.

Quedaos con Dios, y acostaos, Don Manuel, sin que os desveleel duende de la posada; y aconsejadle, que intente otras burlas al criado. yase.

D. LUIS.

No en vano sois tan valiente como sois, si habeis de andar desnuda la espada siempre, saliendo de los disgustos, en que este loco os pusiere.

D. MANUEL.

¿ Ves, quál me tratan por tí? Todos por loco me tienen, porque te sufro: á qualquiera parte que voy, me suceden mil desayres por tu causa.

COSME.

Ya estás solo, y no he de hacerte burla mano á mano yo, porque siendo en tercio, puede tirarse uno con su padre. Dos mil demonios me lleven, si no es verdad, que salió, y éste, fuese quien se fuese, hizo este estrago.

D. MANUEL.

Con esto

ahora disculparte quieres de la necedad. Recoje esto que esparcido tienes, y entra á acostarte.

COSME.

Señor.

en una galera reme:::

D. MANUEL. Calla, calla, 6 vive Dios. que la cabeza te quiebre.

vase.

Pesarame con extremo, que lo tal me sucediese. Ahora bien , vuelvo á envasar otra vez los adherentes de mis maletas. ¡Oh cielos, quién la trompeta tubiese del juicio de las alhajas! Porque á una voz solamente, viniesen todas.

Vuelve á salir Don Manuel con un billete.

D. MANUEL. Alumbra,

Cosme.

COSME.

¿ Pues qué te sucede, señor? ¿ Has hallado acaso allá dentro alguna gente?

Descubrí la cama, Cosme, para acostarme, y halleme debaxo de la tohalla de la cama este billete cerrado, y ya el sobrescrito me admira mas.

LA DAMA COSME.

¿A quién viene?

D. MANUEL.

A mí; mas de modo extraño.

¿Cómo dice?

. D. MANUEL.

De esta suerte:

lee.

Nadie le abra, porque soy de Don Manuel solamente.

COSME.

Plegue á Chtisto, que me creas por fuerza. No le abras, tente, sin conjurarle primero.

D. MANUEL.

Cosme, lo que me suspende, serve es la novedad, no el miedo; que quien admira, no temes;

D. MANUEL leyendo.

Con cuidado me tiene vuestra salud, como á quien fue la causa de su riesgo; y
asi agradecida y lastimada, os suplíco
me aviseis de ella, y os sirvais de mí;
que para lo uno y lo otro habrá ocasion,
dexando la respuesta donde hallareis éste,
advirtiendo, que el secreto importa, porque el dia que lo sepa alguno de los amigos, perderé yo el honor y la vida.

DUENDE. COSME.

¡Extraño caso!

D. MANUEL.

Qué extraño!

COSME.

¿Eso no te admira?

D. MANUEL.

No:

antes con esto llegó á mi vista el desengaño.

¿Cómo?

D. MANUEL.

Bien claro se vé, que aquella dama tapada, que tan ciega y tan turbada, de Don Luis huyendo fue, era su dama, supuesto, Cosme, que no puede ser, si es soltero, su mujer. ¿Y dado por cierto esto, qué dificultad tendrá, que en la casa de su amante tenga ella mano bastante, para entrar?

COSME.

Muy bien está pensado; mas mi temor pasa adelante. Confieso,
que es su dama, y el suceso
te doy por bueno, señor.
¿Pero ella, cómo podia
desde la calle saber,
lo que habia de suceder,
para tener este dia
ya prevenido el papel?

D. MANUEL.

Despues de haberme pasado, pudo darsele á un criado.

COSME.

¿Y ahunque se le diera , él cómo aqui ha de haberle puesto? Pues nadie en el quarto entró, desde que en él quedé yo.

D. MANUEL.

Bien pudo ser antes esto.

COSME.

Sí; mas hallar trabucadas las maletas y la ropa, y el papel escrito, topa en mas.

Mira, si cerradas esas ventanas están.

COSME.

Y con aldabas y rexas,

D. MANUEL.

Con mayor duda me dexas, y mil sospechas me dan.

COSME.

¿De qué?

No sabré explicarlo.

¿En efecto, qué has de hacer?

Escribir y responder pretendo, hasta averiguarlo con estilo, que parezca, que no ha hallado en mi valor, ni admiracion, ni temor; que no dudo que se ofrezca una ocasion en que demos, viendo, que papeles hay, con quien los lleva y los tray.

¿Y de aquesto no daremos

cuenta á los huespedes?

D. MANUEL.

No:

porque no tengo de hacer mal alguno á una mujer, que así de mí se fió. COSME.

¿Luego ya ofendes, á quien su galán juzgas?

D. MANUEL.

No tal;

pues sin hacerla á ella mal, puedo yo proceder bien.

COSME.

No, señor; mas hay aqui, de lo que á tí te parece: con cada discurso crece mi sospecha.

D. MANUEL.

Cómo asi?

Ves aqui 5 que van y vienen (ma papeles, y que jamás, ma sup admines mas, up ciertos desengaños tienen: of ming to a qué creerás?

## D. MANUEL NUDE TO

Que ingenio y arte,

hay para entrar y salir,
para cerrar, para abrir,
y que el quarto tiene parte o
por donde; y en duda talça
el juicio podré perder;
pero no, Cosme, creer

cosa sobrenatural.

COSME.

No hay duendes?

D. MANUEL.

Nadie los vió.

COSME.

Familiares?

D. MANUEL. Son quimeras. COSME.

¿ Brujas?

D. MANUEL.

Menos.

COSME. Hechiceras?

D. MANUEL.

Qué error! ...

COSME.

¿Hay sucubos?

D. MANUEL.

No.

٠. المالة -

COSME.

¿Encantadoras ?

D. MANUEL.

Tampoco.

¿ Magicas?

D. MANUEL.

Es necedad.

COSME.

¿ Nigromantes?

D. MANUEL.

Liviandad.

COSME.

¿Energumenos?

D. MANUEL.

¡Que loco!

COSME.

Vive Dios, que te cojí. ¿Diablos?

Sin poder notorio.

¿Hay almas del Purgatorio?

D. MANUEL.

¡Que me enamoren á mí! ¡Hay mas necia bobería! Dexame: que estás cansado.

COSME.

¿En fin, qué has determinado?

D. MANUEL.

Asistir de noche y dia con cuidados singulares.
Aqui el desengaño fundo, sin creer que hay en el mundo,

DUENDE.

ni duendes, ni familiares.

Pues yo en efecto presumo, que algun demonio los tray que esto y mas habrá, donde hay quien tome tabaco de humo.



# 生かりかいかんかんかん

# JORNADA SEGUNDA.



Salen Doña Angela, Doña Beatríz, é Isabél.

D. BEATRIZ.

No te parezcan notables, hasta que sepas el fin. ¿En qué quedamos?

D. BEATRIZ.

Quedaste

en que por el alhacena hasta su quarto pasasteis, que es tan dificil de verse, como fue, de abrirse facil; que le escribiste un papel, y que al otro dia hallaste la respuesta.

Digo, pues,

lee.

que tan cortés y galante estilo, no ví jamás, mezclando entre lo admirable del suceso lo gracioso, imitando los andantes caballeros, á quien pasan aventuras semejantes. El papel, Beatríz es éste: holgareme que te agrade.

Fermosa dueña, qualquier que vos seais la condolida de este afanado caballero, y á saz piadosa minorais sus cuitas, ruegovos me querais facer sabidor del follon mezquino, ó Pagano malandrin, que en este encanto vos amancilla, para que segunda vegada en vueso nombre, sano ya de las pasadas feridas, entré en descomunal batalla, maquer que finque muerto en ella, que non es la vida de mas pro que la muerte, tenudo á su deber un caballero. El dador de la luz vos mampare, é á mí non olbide.

## El Caballero de la Dama Duende.

Buen estilo por mi vida, y á proposito el lenguage del encanto y la aventura! D. ANGELA.

Quando esperé que con graves admiraciones viniera el papel, ví semejante desenfado, cuyo estilo quise llevar adelante, y respondiendole asi, pasé:::

### ISABEL.

Detente, no pases; que viene Don Juan, tu hermano.

D. ANGELA.

Vendrá muy firme y amante á agradecerte la dicha de verte, Beatríz, y hablarte en su casa.

## D. BEATRIZ.

No me pesa si hemos de decir verdades. Sale Don Juan.

D. JUAN.

No hay mal, que por bien no venga, dicen adagios vulgares, y en mí se vé, pues que vienen por mis bienes vuestros males. He sabido, Beatríz bella, que un pesar que vuestro padre con vos tubo, á nuestra casa,

sin gusto y contento os trahe; pesame, que hayan de ser lisonjeros y agradables, como para vos mis gustos, para mí vuestros pesares; pues es fuerza, que no sienta desdichas, que han sido parte, de veros, porque hoy amor diversos efectos hace, en vos de pena, y en mí de gloria, bien como el áspid, de quien, si sale el veneno, tambien la triaca sale. Vos seas muy bien venida, que ahunque es corto el hospedage, bien se podrá hallar un sol en compañía de un angel.

D. BEATRIZ.

Pesames, y parabienes tan cortesmente mezclasteis, que no sé, á qué responderos. Disgustada con mi padre vengo: la culpa tubisteis, pues ahunque el galan no sabe, sabe, que por el balcon hablé anoche, y mientras pase el enojo, con mi prima, quiere, que esté, porque hace TOM.II. PART.II.

de su virtud confianza. Solo os diré, y esto baste, que los disgustos estimo, porque tambien en mí cause amor efectos diversos. bien como el sol, quando esparce bellos rayos, que una flor se marchita, y otra nace. Hiere el amor en mi pecho, y es solo un rayo bastante, á que se muera el pesar, y nazca el gusto, de hallarme en vuestra casa, que ha sido una esfera de diamante, hermosa invidia del sol, y capáz dosél de un angel.

D. ANGELA.

Bien se vé, que de ganancia andais hoy los dos amantes, pues que me dais de barato tantos favores.

D, JUAN.
¿ No sabes,
hermana, lo que he pensado?
Que tú sola, por vengarte
del cuidado, que te dá
mi huesped, cuerda buscaste
huespeda, que á mí me pouga

en cuidado semejante. ...

D. ANGELA.

Dices bien, y yo lo he hecho solo, porque la regales.

D. JUAN.

Yo me doy por bien contento de la venganza. Quiere irse.

D. BEATRIZ.

¿ Qué haces,

Don Juan? ¿Donde vas?

D. JUAN.

Beatríz,

á servirte; que dexarte solo á tí por tí pudiera.

D. ANGELA.

Dexale, ir.

D. JUAN,

Dios os guarde, vase.

D. ANGELA.

Si cuidado con su huesped me dió, y cuidado tan grande, que apenas sé de mi vida, y él de la suya no sabe; viendote á tí con el mismo cuidado, he de desquitarme; porque de huesped á huesped, estamos los dos iguales.

D. BEATRIZ.

El deseo, de saber tu suceso, fuera parte solamente, á no sentir su ausencia.

D. ANGELA. TEL

Por no cansarte,

papeles suyos y mios:

fueron y vinieron, tales
(los suyos digo) que pueden admitirse y celebrarse;
porque mezclando las veras,
y las burlas, no ví iguales
discursos.

D.-BEATRIZ.

¿Y él en efecto, ...

qué es, lo que se persuade?

D. ANGELA:

A que debo de ser dama de Don Luis, juntando partes, de haberme escondido de él, y de tener otra llave del quarto.

C"D. BEATRIZ.

- - la - Sola una cosa

dificultad-se me hace.

D. ANGELA.

¿Y quál es?

#### D. BEATRIZE

viendo, que hay quien lleva y trahe papeles, no techa espiado, y te ha cojido en el lance?

## D. ANGELA.

No está eso por prevenir; porque tengo á sus umbrales un hombre yo, que me avisa, de quién entra, y de quién sale; y asi no pasa Isabél, hasta saber, que no hay nadie; que ya ha sucedido, amiga, un dia entero quedarse un criado, para verlo, y haberle salido en valde la diligencia y cuidado: a y porque no se me pase de la memoria, Isabél, llevate aquel azafate, en siendo tiempo.

# D. BEATRIZ:

Otra duda. ¿Cómo es posible, que alabes de tan entendido un hombre, que no ha dado en casos tales en el secreto comun de la alhacena? D. ANGELA.

Ahora sabes

lo del huevo de Juanelo, que los ingenios mas grandes trabajaron en hacer, que un bufete de jaspe se tubiese en pie, y Juanelo, con solo llegar, y darle un golpecillo, le tubo?

Las grandes dificultades, hasta saberse, lo son; que sabido, todo es facil.

D. BEATRIZ.

Otra pregunta.

D. ANGELA.

¿ Quál es ?

D. BEATRIZ. ¿De tan locos disparates qué piensas sacar?

D. ANGELA.

No sét

dixerate, que mostrarme agradecida, y pasar mis penas y soledades, si ya no fuera mas que esto, porque necia, é ignorante he llegado á tener zelos, de ver, que el retrato guarde

de una dama, y ahun estoy dispuesta á entrar, y tomarle en la primera ocasion, y no sé, cómo declare, que estoy ya determinada, á que me vea, y me hable.

D. BEATRIZ.

Descubierta por quién eres!

¡Jesus! El cielo me guarde: ni él, pienso yo, que á un amigo, y huesped trayeion tan grande hiciera; pues el pensar, que soy dama suya, hace, que me escriba temeroso, cortés, turbado y cobarde; y en efecto; yo no tengo de ponerme á ese desayre.

D. BEATRIZ.

¿Pues cómo ha de verte?

D. ANGELA.

Escucha,

y sabrás la mas notable traza, sin que yo al peligro de verme en su quarto pase, y él venga, sin saber dónde.

ISABEL.

Pon otro hermano á la margen;

que viene Don Luis.

D. ANGELA.

Despues

lo sabreis.

D. BEATRIZ.

¡ Qué desiguales

son los influxos! ¡Que el cielo en igual mérito y partes, pon ga tantas diferencias, y tantas distancias halle, que con un mismo deseo, uno obligue, y otro canse! Vamos de aqui; que no quiero, que llegue Don Luis, á hablarme.

Quiere irse, y sale Don Luis.

D. LUIS.

¿ Por qué os ausentais asi?

D. BEATRIZ.

Solo, porque vos llegasteis.

¿La luz mas hermosa y pura, de quien el sol la aprendió, huye , porque llego yo? ¿Soy la noche por ventura? Pues perdone tu hermosura, si atrevido y descortés, en detenerte, me vés; que yo en esta contingencia

no quiero pedir licencia, porque tu no me la dés. Que, estimando tu rigor, no quiere la suerte mia, que ahun esto, que es cortesía, tenga nombre de favor. Ya sé, que mi loco amor en tus desprecios no alcanza un átomo de esperanza; pero yo, viendo tan fuerte rigor, tengo de quererte, por solo tomar venganza. Mayor gloria me darás, quando mas penas me ofrezcas; pues quando mas me aborrezcas, tengo de quererte mas. Si de esto quexosa estás, porque con solo un querer, los dos vengamos á ser, entre el placer y el pesar, extremos, aprende á amar, ó enseñame, á aborrecer. Enseñame tú rigores, yo te enseñaré finezas, enseñame tú asperezas, yo te enseñaré favores; tú desprecios, y yo amores, tú olbido, y yo firme fé;

ahunque es mejor, porque dé gloria al amor, siendo Dios, que olbides tú por los dos; que yo por los dos querré.

D. BEATRIZ.

Tan cortesmente os quexais, que, ahunque agradecer quisiera vuestras penas, no lo hiciera, solo porque las digais.

D. LUIS.

Como tan mal me tratais, el idioma del desdén aprendí.

D. BEATRIZ.

Pues ese, es bien, que sigais; que en caso tal hará soledad el mal, á quien le dice tan bien.

Quiere irse , y detienela.

D. LUIS.

Oye, si acaso te vengas, y padezcamos los dos.

D. BEATRIZ.

No he de escucharos: por Dios, amiga, que le detengas.

D. ANGELA:

Que tan poco valor tengas, que esto quieras oir y ver!

D. LUIS.

Ay hermana, qué he de hacer?

D. ANGELA.

Dar tus penas al olbido; que querer aborrecido, es morir, y no querer.

Vanse.

D. LUIS.

Quexoso, ¡cómo podré olbidarla, que es error!
Dila, que me haga un favor, y obligado olbidaré: ofendido no; porque el mas prudente, el mas sabio dá su sentimiento al labio; si olbidarse el favor suele, es, porque el favor no duele de la suerte que el agravio.

Sale Rodrigo.

RODRIGO.

D. LUIS.

No sé.

RODRÍGO.

Triste, parece, que estás. ¿La causa no me dirás?

D. LUIS.

Con Doña Beatriz hablé.

RODRIGO.

No digas mas; ya se véen tí, lo que respondió. Pero dónde está; que yo no la he visto?

D. LUIS.

La tirana
es huespeda de mi hermana
unos dias, porque no
me falte un enfado asi
de un huesped; que cada dia
mis hermanos á porfia
se conjuran contra mí,
pues qualquiera tiene aqui
uno, que pesar me dé;
de Don Manuel, ya se vé,
y de Beatríz; pues los cielos
me trahen á casa mis zelos,
porque sin ellos no esté.

ROD.RIGO

Mira, que Don Manuel puede oírte, que viene alli.

Sale Don Manuel.

D. MANUEL.

¡Solo en el mundo por mí tan gran prodigio sucede! ¡Qué haré, cielos, con que quede desengañado, y saber

de una vez, sí esta mujer dama de Don Luis ha sido, ó, cómo maña ha tenido y cautela, para hacer tantos engaños!

D. LUIS.

Don Manuel?

D. MANUEL.

G. D. LUIS: F.

¿ De donde bueno venís?

De palacio.

Grande error

el mio fue, en preguntar, á quien pretensiones tiene, dónde vá, ni dónde viene; porque es fuerza, que ha de dar qualquiera idéa en palacio, como centro de su esfera.

Si solo á palacio fuera, estubiera mas de espacio.
Pero mi afan inmortal mayor termino ha pedido.
Su Magestad ha salido

esta tarde al Escorial, y es fuerza, esta noche ir con mis despachos allá; que de importancia será,

D. LUIS.

41 113

Si ayudaros y servir puedo en algo, ya sabeis, que soy en qualquier sucese vuestro.

D, MANUEL.

Las manos os beso por la merced, que me hacels,

D. LUIS.

Ved, que no es lisonja esto.

D. MANUEL.

Ya veo, que es voluntad de mi aumento.

D. LUIS.

Asi es verdad,

porque negocies mas presto.

D. MANUEL.

Pero á un galan cortesano, tanto como vos, no es justo, divertirle de su gusto, porque yo tengo por llano, que estareis entretenido; y gran desacuerdo fuera, que ausentaros pretendiera.

D. LUIS.

Ahunque hubierais oído lo que con Rodrigo hablaba, no respondierais asi.

D. MANUEL.

¿Luego bien he dicho?

D. LUIS.

Sí

que ahunque es verdad, que lloraba de una hermosura el rigor, á la firme voluntad la hace tanta soledad el desdén, como el favor.

D. MANUEL.

¡Qué desvalido os pintais!

D. LUIS.

Amo una grande hermosura sin estrella, y sin ventura,

D. MANUEL.

¿Conmigo disimulais

D. LUIS.

Pluguiera al cielo: mas tan infelíz naci, que huye esta beldad de mí, como de la noche el velo de la hermosa luz del dia, á cuyos rayos me quemo.

? Quereis ver, con quánto extremo es la triste suerte mia?
Pues porque no la siguiera amante y zeloso yo,
á una persona pidió,
que mis pasos detubiera.
Ved, si hay rigores mas fieros,
pues todos suelen buscar
terceros, para alcanzar,
y ella huye por terceros.

Vase él, y Rodrigo.

D. MANUEL.

¿ Qué mas se ha de declarar? Mujer, que su vista huyó, y á otra persona pidió, que le llegase á estorbar, por mí lo dice, y por ella; ya por lo menos vencí, una duda, pues ya ví, que ahunque es verdad, que es aquella, no es su dama; porque él despreciado no viviera, si en su casa la tubiera. Ya es mi duda mas cruél. ¿Si no eș su dama, ni vive en su casa, cómo asi escribe, y responde? Aqui muere un engaño, y concibe

otro engaño ; qué he de hacer? Que soy en mis opiniones confusion de confusiones. ¡Valgate Dios por mujer! Sale Cosme.

COSME.

¿ Señor, qué hay de duende? ¿ Acaso hasle visto por acá? Que, de saber, que no está allá, me holgaré.

D. MANUEL.

Habla paso.

COSME.

Que tengo mucho, que hacer en nuestro quarto, y no puedo entrar.

D. MANUEL. Pues qué tienes?

Miedo.

D. MANUEL.

¿Miedo un hombre ha de tener?

¿ No le ha de tener, señor ? Pero vé aqui, que le tiene, porque al suceso conviene.

D. MANUEL.

Dexa aquese necio humor, ...

y lleva luz, porque tengo, que disponer, y escribir, y esta noche he de salir de Madrid.

COSME.

A eso me atengo, pues dices con esto aqui, que tienes miedo al suceso.

D. MANUEL.

Antes te he dicho con eso, que no hago caso de tí; pues de otras cosas me acuerdo, que son diferentes, quando en éstas me estás hablando. El tiempo en efecto pierdo: en tanto que me despido de Don Juan, tén luz. vase.

COSME.

Sí haré;

luz al duende llevaré; que es hora, que sea servido, y no esté á obscuras. Aqui ha de haber una cerilla; en aquella lamparilla, que se está muriendo alli, encenderla ahora puedo. ¡Oh que prevenido soy! y entre éstas y otras voy

yo tiritando de micdo.

Vase, y sale Isabél por la alhacena con un azafate cubierto.

#### ISABEL.

Fuera están; que asi el criado me lo dixo. Ahora es tiempo, de poner este azafate de ropa blanca en el puesto señalado. ¡Ay de mí triste! Que como es de noche, tengo, con la grande obscuridad, de mí misma asombro y miedo. ¡Valgame Dios, que temblando estoy! El duende primero soy, que se encomienda á Dios. No hallo el bufete. ¡ Qué es esto! Con la turbación y espanto, perdí de la sala el tiento. No sé, dónde estoy, ni hallo la mesa. ¡Qué he de hacer, cielos! Si no acertase á salir, y me hallasen aqui dentro, dabames con todo el caso al traste. Gran temor, tengo; y mas ahora, que abrir la puerta del quarto, siento, y trahe luz, el que la abre.

Aqui dió fin el suceso; que ya ni puedo esconderme, ni volver á salir puedo.

Sale Cosme con luz.

COSME.

Duende, mi señor, si acaso obligan los cumplimientos á los duendes bien nacidos, humildemente te ruego, que no te acuerdes de mí en tus muchos embelecos; y esto por quatro razones: la primera, yo me entiendo:

Vá andando Isabél detrás de él, huyendo de que no la vea.

la segunda, usted lo sabe; la tercera, por aquello de que al buen entendedor; la quarta, por estos versos:

Señora Dama Duende, duelase de mí, que soy niño y solo, y nunca en tal me ví.

ISABEL.

Ya con la luz he cobrado el tino del aposento,

y él no me ha visto; si aqui se la mato, será cierto, que mientras la vá á encender, salir á mi quarto puedo; que en quanto sienta ruido, no me verá por lo menos, y á dos daños el menor.

COSME.

¡Qué gran musico es el miedo!

Esto ha de ser de esta sucrte.

Dale un golpe y matale la luz.

COSME.

Ay infeliz; que me han muerto! Confesion.

ISABEL.

Ahora podré,

escaparme. ...

Al querer huir Isabél, sale Don Manuel.

D. MANUEL.

¡Qué es aquesto!

¿Cosme, cómo estás sin luz?

COSME.

¿Cómo? A los dos nos ha muerto el duende: á la luz de un soplo, y á mí de un golpe.

D. MANUEL.

Tu miedo

te hará, creer esas cosas.

COSME.

Bien á mi costa las creo.

. ISABEL.

Oh si la puerta encontrase!

D. MANUEL.

¿ Quién está aqui ?

Encuentra Isabél con D. Manuel, y él la tiene del azafate.

ISABFL.

Peor es esto:

que con el amo he encontrado.

TD. MANUEL.

Trahe luz, Cosme; que ya tengo á quien es.

COSME.

Pues no la sueltes;

y entretanto que yo vuelvo tenle bien. vase.

ISABEL.

Del azafate

asió: en sus manos le dexo: hallé la alhacena. A Dios.

Vase, dexando el azafate a Don Manuel.

D. MANUEL.

Qualquiera que es, se esté quedo,

hasta que traygan la luz; porque si no, vive el cielo, que le dé de puñaladas; pero solo abrazo el viento, y encuentro solo una cosa de ropa y de poco peso. ¿ Qué será? ¡ Valgame Dios; que en mas confusion me ha puesto!

# Sale Cosme con la luz.

COSME.

Tengase el duende á la luz. ¿Pues qué es de él? ¿No estaba preso? ¿Qué se hizo? ¿ Dónde está. ¿ Qué es esto, señor?

D. MANUEL.

No acierto,

á responder. Esta ropa me ha dexado, y se fue huyendo.

COSME.

¿ Y qué dices de este lance? Ahun bien, que ahora tú mesmo dixiste, que le tenias, y se te fue por el viento.

D. MANUEL.

Diré, que aquesta persona, que con arte y con ingenio entra y sale aqui, esta noche 120

LA DAMA

estaba encerrada dentro; que para poder salir, te mató la luz, y luego me dexó á mí el azafate, y se me ha escapado huyendo.

COSME.

¿ Por donde?

D. MANUEL.

Por esa puerta.

COSME.

Harasme, que pierda el seso. Vive Dios, que yo le ví á los ultimos reflexos que la pavesa dexó de la luz, que me habia muerto.

D. MANUEL.

¿Qué forma tenia?

COSME.

Era un frayle

tamañito, y tenia puesto un cucurucho tamaño; que por esas señas, creo, que era duende capuchino.

D. MANUEL.

¡Qué de cosas hace el miedo! Alumbra aqui , y lo que traxo el fraylecito , verémos. Tén este azafate tú. DUENDE:

COSME.

¡Yo azafates del infierno! D, MANUEL.

Tenle, pues.

COSME. Tengo las manos

sucias, señor, con el sebo de la vela, y mancharé el tafetan, que cubierto le tiene; mejor será, que le pongas en el suelo.

D. MANUEL.

Ropa blanca es, y un papel: veamos, si el frayle es discreto.

En el poco tiempo que ha que vivís en esta casa, no se ha podido hacer mas ropa; como se fuere haciendo, se irá llevando. A lo que decis del amigo, persuadido á que soy dama de Don Luis, os aseguro, que no solo no lo soy, pero que no puedo serlo; y esto dexo para la vista, que será presto. Dios os guarde.

Baptizado está este duende, pues de Dios se acuerda. COSME.

¿Veslo,

como hay duende religioso?

D. MANUEL.

Muy tarde es; vé componiendo las maletas y coxines, y en una bolsa pon estos papeles, que son el todo á que vamos; que yo entiendo, en tanto dexar respuesta á mi duende.

Dale unos papeles á Cosme, y ponelos él sobre una silla, y Don Manuel escribe.

COSME. sandi

. Aqui los quiero,

para que no se me olbiden, y estén á mano, ponerlos, mientras me detengo un rato solamente á decir esto. ¿Has creído ya, que hay duendes?

Qué disparate tan necio!

COSMF.

¿Esto es disparate.?; Ves tú mismo tantos efectos, como venirse á tus manos un regalo por el viento, y ahun dudas? Pero bien haces, si á tí te vá bien con eso: mas dexame á mí, que yo, que peor partido tengo, lo crea.

D. MANUEL. ¿De qué manera? COSME.

De esta manera lo pruebo. Si nos revuelven la ropa, te ries mucho de verlo, y yo soy quien la compone, que no es trabajo pequeño. Si á tí te dexan: papeles, y te llevan los conceptos, á mi me dexan carbones, y se llevan mi dinero. Si trahen dulces, tu te huelgas. como un padre, de comerlos, y yo ayuno como un puto, pues ni lo toco, ni veo. Si á tí te dan las camisas, las valonas y pañuelos, á mí los sustos me dan de escucharlo, y de saberlo. Si quando los dos venimos, aqui, casi á un mismo tiempo, te dan á tí un azafate, an aseado y compuesto, á mí un moxicon me dan

en aquestos pestorejos, tan descomunal, tan grande, que me hace escupir los sesos. Para tí solo, señor, es el gusto y el provecho, para mí el susto y el daño; y tiene el duende en efecto, para tí, mano de lana, para mí mano de hierro. Pues dexame, que lo crea; que se apura el sufrimiento, queriendo negarle á un hombre, lo que está pasando, y viendo.

D. MANUEL.

Haz las maletas, y vamos, que allá en el quarto te espero de Don Juan.

COSME.

¿Pues qué hay que hacer, si allá vestido de negro has de andar, y esto se hace

D. MANUEL.

Dexa cerrado, y la llave lleva, que si en este tiempo hiciere falta, otra tiene Don Juan. Confuso me ausento por no llevar ya sabido

con tomar un ferreruelo?

esto, que ha de ser tan presto!
Pero uno importa al honor
de mi casa y de mi aumento;
y otro solamente á un gusto;
y asi entre los dos extremos,
donde el honor es lo mas,
todo lo demas es menos. vanse.
Salen D. Angela, D. Beatríz é Isabél.

D. ANGELA.

¿Eso te ha sucedido?

ISABEL.

Ya todo el embeleco ví perdido, porque, si alli me viera, fuerza, señora, fuera, el descubrirse todo; pero en efecto, me escapé del modo, que te dixe.

D. ANGELA.

Fue extraño

suceso.

D. BEATRIZ.

Y ha de dar fuerza al engaño, sin haber visto gente, ver, que dé un azafate, y que se ausente.

D. ANGELA.

Si tras de esto consigo, que me vea del modo que te digo, ni dudo, de que pierda

LA DAMA

### D. BEATRIZ.

La atencion mas grave, y cuerda, es fuerza, que se espante,
Angela, con suceso semejante;
porque querer llamalle
sin saber, dónde viene, y que se halle
luego con una dama
tan hermosa, tan rica y de tal fama,
sin que sepa, quién es, ni dónde vive,
que esto es lo que tu ingenio le apercibe,
y haya vendado y ciego
de volver á salir, y dudar luego;
¿quién no se ha de admirar?

# D. ANGELA.

Todo advertido está ya, y por estar tú aqui, no ha sido hoy la noche primera, que ha de venir, á verme.

### D. BEATRIZ.

¿No supiera

yo, callar el suceso de tu amor?

## D. ANGELA.

Que no, prima; no es por eso, sino que estando en casa tú, como á mis hermanos les abrasa tu amor, no salen de ella,

adorando los rayos de tu estrella; y fuera aventurarme, no ausentandose ellos, empeñarme.

D. LUIS al paño.
¡Oh cielos! ¡Quién pudiera
disimular su afecto!; Quién pusiera
límite al pensamiento,
freno á la voz y ley al sentimiento!
Pero ya que conmigo
tan poco puedo, que esto no consigo,
desde aqui he de ensayarme,
á vencer mi pasion, y reportarme.

D. BFATRIZ.

Yo diré, de qué suerte se podrá disponer, para no hacerte mal tercio, y para hallarme aqui; porque sintiera el ausentarme, sin que el efecto viera, que deseo.

Pues dí de qué manera.

¡Qué es lo que las dos tratan, que de su mismo haliento se recatan! D. BEATRIZ.

Las dos publicarémos, que mi padre envió por mí, y harémos la deshecha con modos, que creyendo, que estoy ya ausente, todos, vuelva á quedarme en casa.

D. LUIS.

sa!

¡ Qué es esto, cielos, que en mi agravio pa-

Y oculta con secreto, sin estorbos podré ver el efecto:::

D. LUIS.

¡Qué es lo que oygo, hado injusto!

Que ha de ser para mí de tanto gusto.

D. ANGELA.

¿Y luego, qué dirémos de verte aqui otra vez?

D. BEATRIZ.

¿Pues no tendremos

(que mal eso te admira) ingenio, para hacer otra mentira?

D. LUIS.

Sí tendreis. ¡Qué esto escucho! Con nuevas penas y tormentos lucho.

D. BEATIZ.

Con esto, sin testigos y en secreto de este notable amor veré el efecto; pues estando escondida yo, y estando la casa recojida, sin escandalo arguyo, que pasar pueda de su quarto al tuyo.

. D. LUIS.

Bien claramente infiero, (cobarde vivo, y atrevido muero) su intencion. Mas dichoso mi hermano la merece: (estoy zeloso). á darle se prefiere . . a la ocasion que desea; y asi quiere, que de su quarto pase sin que nadie lo sepa, y yo me abrase; y porque sin testigos im se logreng joh enemigos! mintiendo mi sospecha, hacer quiero conmigo la deshecha. Pues si esto es asi, cielos, para el estorbo de su amor apelo; y quando esté escondida, buscando otra ocasion, con atrevida resolucion veré toda la casa, hasta hallarla; que el fuego, que me abraya no tiene otro medio; que el estorbar es ultimo remedio de un zeloso. Valedme, santos cielos; que abrasado de amor, muero de zelos. gir, 1.93 D. ANGELA. vase.

Está bien prevenido, mana dirémos que te has ido.

Com se pruebe de esta sus te

respirito de la mara

LA DAMA

Sale Don Juan.

D. JUAN. HORING CAR

¿Hermana? ¿Beatriz bella?

D. BEATRIZ. TOTO WILL THE

Ya te echabamos menos.

D. JUAN.

Si mi estrella

tantas dichas mejora, que me echa menos vuestro sol, señora, de mí mismo envidioso, tendré mi mismo bien por sospechoso; que posible no ha sido, mi mismo ese cuidado; y asi, de mí envidioso, y envidiado, o y envidiad

D. BEATRIZ.

Contradecir (no quiero pradicio argumento, Don Juan, tan lisonjero; que quien ha dilatado tanto el venirme á ver, y me ha olbidado, ¿ quién duda, que estaria objetiva envidia á su ventura.

y lastima, perdiendo la hermosura, que tanto le divierte?

Luego claro se prueba de esta suerte,

con cierto silogismo, la lastima y envidia de sí mismo.

- if of the TD. JUAN.

Si no fuera ofenderme y ofenderos, intentára, Beatríz, satisfaceros, con deciros, que he estado con Don Manuel, mi huesped, ocupado porque se fue esta noche.

D. ANGELA.

Ay de mi vida!

D. JUAN.

De qué, hermana, es el susto? D. ANGELA.

Sobresalta un placer, como un disgusto, Add to D. JUAN, and The

Pesame, que no sea placer cumplido, el que tu pecho vea; pues volverá mañana.

D. ANGELA.

Vuelva á vivir una esperanza vana. ap. Ya yo me habia espantado, que tan de paso nos venia el enfado, que fue siempre importuno.

D. TUAN.

Yo no sospecho, que te dé dinguno; sino que tu y Don Luis mostrais disgusto, por ser cosa, en que yo he tenido gusto.

# D. ANGELA.

No quiero responderte, [certe ahunque tengo bien qué, y es, por no hamal juego, siendo ahora tercero de tu amor, pues nadic ignora, que exerce amor las flores de fullero mano á mano mejor, que con tercero. Vente, Isabél, conmigo; [go que aquesta noche misma á traher me oblicel retrato; pues puedo pasar con mas espacio, y menos miedo. Tenme tú prevenida á Juana una luz; y que pueda ir escondida, porque no ha de tener contra mi fama, quien me escribe, retrato de otra dama.

Vanse Doña Angela é Isabél.

# D. BEATRIZ: SHO . TO BE

No creo, que te debo e dad quas resolto tantas finezas.

# D. JUAN.

de mi fé, porque es mucha, en en un discurso income con que es mucha, en en un discurso income con que en un discurso in contractiva de la contractiva de la

# . D. BEATRIZ. HUIS SET SOP

# Dile.

Lo no especie o nautreque de consistence en consist

Bella Beatriz, mi fé es tan verdadera, mi amor tan firme, mi aficion tan rara, que ahunque yo no quererte deseára, contra mi mismo afecto te quisiera.

Estimate mi vida de manera, que á poder olbidarte, te olbidára; porque despues con eleccion te amara, fuera gusto mi amor, y no ley fuera,

Quien quiere a una mujer, porque no puede olbidarla, no obliga con querella, pues nada el albedrío le concede.

Yo no puedo olbidarte, Beatriz bella, y siento, el ver, que tan ufana quede con la victoria de tu amor mi estrella.

D. BEATRIZ.

Si la eleccion se debe al albedrío, y la fuerza al impulso de una estrella, voluntad mas segura será aquella, que no vive sujeta á un desvarío.

Y asi de tus finezas desconfio, que pues mi fé, que imposibles atropella, si viera á mi albedrío andar sin ella, negára, vive el cielo, que era mio.

Pues aquel breve instante que gastára, en olbidar, para volver á amarte, sintiera, que mi afecto me faltára.

Y huelgome, de ver que no soy parte para olbidarte, pues que no te amára

LA DAMA 134'

el rato, que tratára de olbidarte. vanse. Sale Cosme huyendo de Don Manuel;

que le sigue."

D. MANUEL . . .

¡Vive Dios, si no mirára::!! COSME. COSME

Por eso miras.

. D. MANUEL.

Que fuera

infamia mia, que hiciera un desatino.

COSME.

Repara,

en que te he servido bien, rom a (193) y un descuido no está en mano de un católico christiano. roisen si i?

D. MANUEL.

Quién ha de sufrirte, quién; si lo que mas importó, y lo que mas te he encargado, es lo que mas se ha olbidado?

Pues por eso se olbidó; por ser, lo que me importaba: que si importante no fuera, en olbidarse, qué hiciéra? Viven los cielos, que estaba tan cuidadoso en traher

los padeles, que por eso
los puse aparte, y confieso,
que el cuidado vino á ser
el mismo que me danó;
pues si aparte no estubieran,
con los demás se vinieran.

D. MANUEL.

Harto es, que se te acordó le a como en la mitad del camino.

COSME. 20 20 11 1 THE COS

Un gran cuidado llevaba, sin saber qué le causaba, que le juzgué desatino; hasta que en el caso dí, y supe, que era el cuidado, el haberseme olbidado los papeles.

D. MANUELO: Solo alli

el mozo espére, teniendo
las mulas; porque tambien
llegar con ruido, no es bien,
despertando á quien durmiendo
está ya; pues puedo entrar,
supuesto que ellave tengo,
y el despacho, por quien vengo,
sin ser sentido, sacar controlemo.

ebici, oronice ca

Vase Cosme, y vuelve a esalir.

D. MANUEL. Divo de : all

es tu enfado! ¿ Ahora quieres, x i se ana que le alborote, y de llame à sur ancio ¿ Pues no sabrás , dime, infame, que causa de todo eres lo semerant le por el tiento, dónde fue, donde quedaron?

COSME.

No es esa

la duda; que yo á la mesa, que los dexé, los nos musiciré á ciegas.

D. MANUEL: Sug : 11 180

Abre presto presto

O' TO A COSME. COME !

Lo que mi temor respondé inse une de es, que no sabré yo adonde

el duende los habrá puesto. ¿ Porque, qué cosa he dexado, que haya vuelto á hallarla yo en la parte, que quedó?

D. MANUEL.

Si los hubiere mudado, luz entonces pediremos; pero hasta verlo, no es bien, que alborotemos á quien buen hospedage debemos. vanse.

Salen por la alhacena D. Angela é Isabél

D. ANGELA. 12 77.6

Isabél, pues recojida
está la casa soy es dueño posta de los sentidos el sueño, son de la media vida, sol está la vida, se que el huesped se ha ido, robarle el retrato quiero, se posta que ví en el lance primero.

AY ISABEL. 12 . See 7 9

Entra quedo, y no hagas ruido.
D. ANGELA.

en mandade.

Cierra tú por allá fuera; y hasta venir á avisar, no saldré yo, por no dar en mas riesgo.

chile si - in

ISABELS 1 Smiles to

Aqui me espera, 13

Vase Isabél cerrando la albacena, y por la puerta del quarto salen Don Manuel y Cosme á obscuras.

COSME. 27 100m AT 2 501

D. MANUEL J. J.

· Pisa quedo; a a ud

que, si aqui sienten rumor; será alboroto mayor.

COSME. THE EDUT . INC. EL

Este duende, bien pudiera banca col ab tenernos luz encendida, an el al marbai

La luz que traxe escondida, el obrador porque de aquesta manera la ne ev supp

no se viese, es tiempo ya, de descubrir, a como va va como sonal.

Los dos se quedan junto á la puerta, y saça Doña Angela una luz que trahe encubierta en una linterna.

COSME.

Nunca ha andado

el duende tan bien mandado.

¡ Qué presto la luz nos dá! Considera ahora aqui, si te quiere bien el duende; pues que para tí la enciende, y la apaga para mí.

D. MANUEL. ¡Valgame el cielo! Ya es esto sobrenatural, que traher con priesa tal, luz, no es obra humana. COSME.

Ves, Trans como á confesar veniste, que es verdad?

D. MANUEL.

De marmol soy:

por volverme atrás estoy. 445 COSME.

Mortal eres. ? Ya temiste?

D. ANGELA.

Hácia aqui la mesa veo, y con papeles está.

COSME.

Hácia la mesa se vá.

D. MANUEL.

Vive Dios, que dudo y creo una admiracion tan nueva! ¿ Ves, como nos vá guiando lo que venimos buscando, sin que veamos, quién la lleva?

Saca la luz de la linterna, ponela en un candelero que habrá en la mesa, y toma una silla, y sientase de espaldas á los dos.

D, ANGELAND TO THE SOR

Pongo aqui la luz, y ahora la escribanía veré.

De espacio lo vá tomando; silla arrastra.

D. MANUEL.

de la mas rara beldad, et redestrabe entique el soberano pincel

ha obrado.

COSME.

Asi es verdad;

porque solo la hizo él.

D. MANUEL.

Mas que la luz resplandecen sus ojos.

COSME.

Lo cierto es,

que son sus ojos luceros del cielo de Lucifér.

D. MANUEL.

Cada cabello es un rayo del sol.

COSME.

Hurtaronlos de él.

D. MANUEL.

Una estrella es cada rizo.

COSME.

Sí será; porque tambien se las traxeron acá, ó una parte de las tres.

D. MANUEL.

No ví mas rara hermosura!

COSME.

No dixeras eso, a fe, si el pie la vieras; porque estos son malditos por el pie. D. MANUEL.

Un asombro de belleza, un Angel hermoso es!

COSME.

Es verdad; pero patudo.

D. MANUEL.

¡Qué es esto! ¡ Qué intenta hacer con mis papeles!

COSME.

Yo apuesto,

que querrá mirar y ver lo que buscas; porque aqui tengamos menos que hacer; que es duende muy servicial.

D. MANUEL.

¡Valgame el cielo, qué haré! Nunca me he visto cobarde, sino sola aquesta vez.

COSME.

Yo si, muchas.

Y calzado

de prision de hielo el pie, tengo el cabello erizado; il a la confi y cada suspiro es para mi pecho un punal, or anxib o'd para mi cuello un cordel. , si giq is is Mas yo he de tener temor logislant not Vive el cielo, que he de ver, si sé, vencer un encanto.

Angel, demonio ó mujer,

á fế, que no has de librarte de mis uñas esta vez.

D. ANGELA.

¡Ay infelice de mí! Fingida su ausencia fue: mas ha sabido que yo.

COSME.

De parte de Dios (aqui es Troya del diablo) nos dí:::

D. ANGELA.

Mas yo disimularé. ap.

COSME.

¿Quién eres, y qué nos quieres?

Generoso Don Manuel
Henriquez, á quien está
guardado un inmenso bien,
no me toques; no me llegues;
que llegarás á perder a la mayor dicha; que el cielo con te previno por merced a sup contra del hado, que te apadrina, con de yor decretos de su ley.

en el ultimo papel,
que nos veriamos presto,
y anteviendo aquesto, fue.
Y pues cumplí mi palabra,
supuesto que ya me vés
en la mas humana forma,
que he podido elegir, ve
en paz, y dexame aqui;
porque ahun cumplido no es
el tiempo, en que mis sucesos
has de alcanzar y saber.
Mañana los sabrás todos;
y mira, que á nadie dés
parte de esto, si no quieres
una gran suerte perder.
Ve en paz.

COSME.

Pues con la paz nos convida, señor, qué cesperamos?

i Vive Dios,

que corrido, de temer la vanos asombros, estoy! colo la vano al Y puesto que no los cree la vano al mi valor, he de apurar la la lab todo el caso de una vez. La lab roq Mujer, quien quiera que seas, la lab

(que no tengo de creer, que eres otra cosa, nunca, vive Dios, que he de saber, quién eres, cómo has entrado aqui, con qué fin, y á qué. Sin esperar á mañana, esta dicha gozaré; si demonio, por demonio, y si mujer, por mujer; que á mi esfuerzo no le dá, que recelar, ni temer tu amenaza, quando fueras demonio; ahunque yo bien sé, que teniendo cuerpo tú, demonio no puedes ser, sino mujer.

COSME.
Todo es uno.
D. ANGELA.

No me toques, que á perder echas una dicha.

COSME.

Dice el señor diablo muy bien; no la toques, pues no ha sido harpa, laud, ni rabel.

D. MANUEL. Si eres espíritu, ahora TOM.II. PART.II. con la espada lo veré; pues ahunque te hiera aqui, no he de poderte ofender.

D. ANGELA.

¡ Ay de mí! Deten la espada; sangriento el brazo deten; que no es bien, que dés la muerte á una infelice mujer.
Yo confieso, que lo soy; y ahunque es delito, el querer, no delito, que merezca morir mal, por querer bien.
No manches pues, no desdores con mi sangre el rosiclér de ese acero.

D. MANUEL.

Di, ¿ quién eres?

D. ANGELA.

Fuerza, decirlo, ha de ser; porque no puedo llevar tan al fin, como pensé, este amor, este deseo, esta verdad, esta fé.

Pero estamos á peligro, si nos oyen ó nos vén, de la muerte; porque soy mucho mas de lo que vés; y asi es fuerza, por quitar

DUENDE.

estorbos, que puede haber, cerrar, señor, esa puerta, y ahun la del portal tambien; porque no puedan ver luz, si acaso vienen á ver, quien anda aqui.

D. MANUEL.

Alumbra, Cosme;

cerremos la puerta. ¿Ves, como es mujer, y no duende?

COSME.

D. ANGELA.

¿Yo no lo dixe tambien?

vanse.

Cerrada estoy por defuera. Ya, cielos, fucrza ha de ser, decir la verdad, supuesto, que me ha cerrado Isabél, y que el huesped me ha cojido aqui.

Sale Isabél á la alhacena.

ISABEL.

Cé, señora, cé;

tu hermano por tí pregunta.

D. ANGELA.

Bien sucede : echa el cancél de la alhacena. ¡ Ay amor! La duda se queda en pie. Vanse y cierran la alhacena, y vuelven á salir Don Manuel y Cosme.

D. MANUEL.

Ya están cerradas las puertas. Proseguid, señora: haced relacion. ¡Pero qué es esto! ¿Dónde está?

COSME.

¿Pues yo qué sé?

D. MANUEL.

¡Si se ha entrado en el alcoba! Vé delante.

COSME.

Yendo á pic,

es, señor, descortesía, ir yo delante.

D. MANUEL.

Veré

todo el quarto. La luz suelta. Cosme.

Digo, que suelto.

Quitale Don Manuel la luz, entra dentro, y vuelve á salir.

D. MANUEL.

Cruel

es mi suerte!

DUENDE.

COSME.

Ahun bien que ahora

por la puerta no se fué.

D. MANUEL.

¿Pues por dónde pudo irse?

COSME.

Eso no alcanzo yo. ¿Ves, (siempre te lo he dicho yo) como es diablo, y no mujer?

D. MANUEL.

Vive Dios, que he de mirar todo este quarto, hasta ver, si debaxo de los quadros rota está alguna pared, si encubren estas alfombras alguna cueva; tambien, las vovedillas del techo.

COSME.

Solamente aqui se vé esta alhacena,

D. MANUEL.

Por ella, no hay, que dudar ni temer, siempre compuesta de vidrios. A mirar lo demás, vén.

COSME.

Yo no soy nada miron.

D. MANUEL.

Pues no tengo de creer, que es fantastica su forma, puesto que llegó, á temer la muerte.

COSME.

Tambien llegó,

á adivinar y saber, que, á solo verla, esta noche habiamos de volver.

D. MANUEL.

Como sombra se mostró, fantastica su luz fue; pero como cosa humana se dexó tocar y ver.
Como mortal me temió, receló como mujer, como ilusion se deshizo, como fantasma se fué.
Si doy la rienda al discurso, no sé, vive Dios, no sé, ni qué tengo de dudar, ni qué tengo de creer.

COSME.

Yo sí.

D. MANUEL.

¿ Qué?

COSME.

Que es mujer diablo;

pues que novedad no es, si la mujer es demonio todo el año, que una vez, por desquitarse de tantas, sea el demonio mujer.



# **→**₩+>₩+>₩+

## JORNADA TERCERA.

## **→**₩•>₩•>₩•>₩•

Sale Don Manuel como á obscuras, é Isabél guiandole.

#### ISABEL.

Esperame en esta sala. Luego saldrá, á verte aqui mi señora. vase como cerrando.

D. MANUEL.

No está mala

la tramoya. ¿Cerró? Sí. ¡Qué pena á mi pena iguala! Yo volví del Escorial, y este encanto peregrino, este pasmo celestial, que á traherme la luz vino, y me dexa en duda igual, me tiene escrito un papel, diciendo muy tierna en él: Si os atreveis, á venir á verme, habeis de salir

esta noche con aquel criado que os acompaña; dos hombres esperarán en el cementerio (jextraña parte!) de San Sebastian, y una silla, y no me engaña; en ella entré y discurrí, hasta que el tino perdí: y al fin, á un portal de horror lleno de sombra y temor, solo y á obscuras salí. Aqui llegó una mujer (al oir y al parecer) y á obscuras y por el tiento, de aposento en aposento, sin oir, hablar ni ver, me guió; pero ya veo luz; por el resquicio es de una puerta; tu deseo lograste, amor, pues ya ves la dama, aventuras creo.

Azecha por la cerradura.
¡Qué casa tan alhajada!
¡Qué mujeres tan lucidas!
¡Qué sala tan adornada!
¡Qué damas tan bien prendidas!
¡Qué beldad tan extremada!

Abren la puerta y salen todas las damas trayiendo tohallas, conservas y agua, haciendo todas reverencia al pasar, y detrás de todas sale Doña Angela, ricamente vestida y Doña Beatríz.

D. ANGELA.

Pues presumen, que eres ida á tu casa, mis hermanos, quedandote aqui escondida, los recelos serán vanos; porque, una vez recojida, ya no habrá que temer nada.

C.D. BEATRIZ.

¿Y qué ha de ser mi papel?

D. ANGELA. -! If I . The win

Ahora el de mi criada; luego el de ver, retirada, lo que me pasa con él. Estareis muy disgustado de esperarme?

D. MANUEL.

No, señora;

que quien espera una aurora, bien sabe, que su cuidado en las sombras sepultado de la noche obscura y fria ha de tener; y asi hacia

gusto el pesar, que pasaba; " pues quanto mas se alargaba, tanto mas llamaba al dia. Sí bien no era menester, pasar noche tan obscura, si el sol de vuestra hermosura me habia de amanecer; que para resplandecer vos, soberano arrebol, la sombra, ni el tornasol de la noche no os habia de estorbar; que sois el dia, que amanece sin el sol. Huye la noche, señora, y pasa á la dulce salva la risa bella del alba, que ilumina, mas no dora; despues del alba la aurora, de rayos y luz escasa, dora, mas no abrasa. Pasa la aurora, y tras su arrebol pasa el sol; y solo el sol dora, ilumina y abrasa. El alba, para brillar, quiso á la noche seguir; la aurora, para lucir, al alba quiso imitar. El sol, deidad sinigual,

á la aurora desafia, vos al sol; luego la fria noche no era menester, si podeis amanecer sol del sol despues del dia, D. ANGELA.

Ahunque agradecer debiera discurso tan cortesano, quexarme quiero (no en vano) de ofensa tan lisonjera; pues no siendo esta la esfera, à cuyo noble ardimiento fatigas padece el viento, sino un albergue piadoso, os viene á hacer sospechoso el mismo encarecimiento. No soy alba; pues la risa me falta en contento tanto, ni aurora; pues que mi llanto de mi dolor no os avisa. No soy sol; pues no divisa mi luz la verdad que adoro; y asi, lo que soy ignoro; que solo sé, que no soy alba, aurora ó sol; pues hoy no alumbro, rio ni lloro. Y asi, os ruego, que digais, señor Don Manuel, de mí,

que una mujer soy y fuí, á quien vos solo obligais al extremo que mirais.

D. MANUEL.

Muy poco debe de ser; pues ahunque me llego á ver aqui, os pudiera arguir, que tengo mas que sentir, señora, que agradecer. Y asi, me doy por sentido.

D. ANGELA.

¡Vos de mí sentido!

D. MANUEL.

Sí

pues que no fias de mí, quien sois.

ni parezco lo que soy.

D. ANGELA.

Solamente os pido, que eso no mandeis; que ha sido imposible de contar. Si quereis venirme á hablar, con calidad ha de ser, que no lo habeis de saber, ni lo habeis de preguntar. Porque para con vos hoy un enigma ser me ofrezco, que ni soy lo que parezco,

Mientras encubierta estoy, podreis verme, y podré veros; porque, si á satisfaceros Ilegais, y quien soy, sabeis, vos quererme no querreis, ahunque yo quiera quereros. Pincel, que lo muerto informa, tal vez un quadro previene, que una forma á una luz tiene; y á otra luz tiene otra forma. Amor, que es pintor, conforma dos luces, que en mí teneis; si hoy á aquesta luz me veis, y por eso me estimais, quando á otra luz me veais, quizás me aborrecereis. Lo que deciros, no importa, es, en quanto haber creido, que de Don Luis dama he sido, que esta sospecha reporta mi juramento, y la corta.

D. MANUEL.

¿ Pues qué, señora, os moviera á encubriros de él?

> D. ANGELA. Pudiera

ser tan principal mujer, que tubiera que perder. DUENDE.

si Don Luis me conociera.

D. MANUEL.

Pues decidme solamente, ¿ cómo á mi casa pasais?

D. ANGELA.

Ni eso es tiempo, que sepais; que es el mismo inconveniente.

D. BEATRIZ.

Aqui entro yo lindamente. Ya el agua y dulce está aqui. V. Excelencia mire, si:::

Llegan todas con las tohallas, agua, 🌶 algunas caxas de dulce.

D. ANGELA.

¡Qué error, y qué impertinencia! Necia, ¿quién es Excelencia? ¿Quieres engañar asi ahora al señor Don Manuel, para que con eso crea, que yo gran señora sea?

D. BEATRIZ.

### Advierte:::

D. MANUEL.

De mi cruel

duda salí con aquel descuido; ahora he creido, que una gran señora ha sido, que por serlo se encubrió, y que con el oro vió su secreto conseguido.

Llama dentro D. Juan y turbanse todos.

D. JUAN.

Abre, Isabél, esta puerta.

D. ANGELA.

¡Ay cielos, qué ruido es este!

¡Yo soy muerta!

D. BEATRIZ.

Elada estoy.

D. MANUEL.

¡Ahun no cesan mis crueles fortunas! ¡Valgame el cielo!

D. ANGELA.

Señor, mi padre es aqueste.

D. MANUEL.

¿ Qué he de hacer?

D ANGELA.

Fuerza es, que vais,

á esconderos á un retrete.

Isabél, llevale tú,
hasta que oculto le dexes
en aquel quarto que sabes,
apartado: ya me entiendes.

· ISABEL.

Vamos presto.

vase.

D. JUAN.

¿No acabais,

de abrir la puerta?

D. MANUEL.

i Valedme,

cielos, que vida y honor van jugadas á una suerte!

vase.

D. JUAN. La puerta echaré en el suelo.

D. ANGELA.

Retirate tú, pues puedes en esa quadra, Beatríz: no te halle aqui. ¿Qué quieres á estas horas en mí quarto, { Sale D. Juan-que asi, á alborotarnos, vienes?

D. JUAN.

Respondeme tú primero. ¿Angela, qué trage es ese?

D. ANGELA.

De mis penas y tristezas es causa, el mirarme siempre llena de luto, y vestirme, por ver si hay, con que me alegre estas galas.

D. JUAN.

No lo dudo; que tristezas de mujeres bien con galas se remedian, bien con joyas convalecen; si bien me parece, que es tu cuidado impertinente.

D. ANGELA.

¿Qué importa vestirme asi, donde nadie llegue á verme?

D. JUAN.

Dime, ¿volvióse Beatríz á su casa?

D. ANGELA.

Y cuerdamente su padre, por mejor medio, en paz su enojo convierte.

D. JUAN.

Yo no quise saber mas, para ir á ver, si pudiese, verla y hablarla esta noche. Quedate con Dios, y advierte, que ya no es tuyo este trage.

D. ANGELA.

vase.

Vaya Dios contigo, y vete.

Sale Doña Beatríz.

Cierra esa puerta, Beatríz.

D. BFATRIZ.

Bien hemos salido de este susto : á buscarme, tu hermano, vá.

#### D. ANGELA.

Ya hasta que se sosiegue mas la casa, y Don Manuel vuelva de su quarto á verme, para ser menos sentidas, entremos á este retrete.

D. BEATRIZ.

Si eso te sucéde bien, te llaman la Dama Duende.

Salen por la alhacena Den Manuel é Isabél.

ISABEL.

Aqui has de quedarte, y mira, que no hagas ruido; que pueden sentirte.

Un marmol seré.

ISABEL, S. S. STEET ! AT

Quieran los cielos que acierte.

á entrar, porque estoy turbada.

D. MANUEL.

¡Oh, á quánto, cielos, se atreve, inquien se atreve, á entrar en parte, donde ni alcanza, ni entiende!

# Sale Cosme.

### COSME.

Gracias á Dios, que esta noche entrar podré libremente en mi aposento sin miedo, ahunque sin luz salga, y entre; porque el Duende mi señor, puesto que á mi amo tiene, ¿para qué me quiere á mí?

Encuentra con Don Manuel.

Pero para algo me quiere.

Quién vá ? Quién es?

D. MANUEL.

Calle, digo, quien quiera que es, si no quiere; que le mate á puñaladas.

's Depart Cosme. ' Off . c

No hablaré mas, que un pariente pobre en la casa de un rico.

D. MANUEL. HOR

Criado sin duda, es éste que acaso ha entrado hasta aqui. De él informarme conviene, dónde estoy. Dime ¿ qué casa es ésta, y qué dueño tiene?

COSME.

Señor, el dueño y la casa) son del diablo, que me lleve; porque aqui vive una dama, que llaman la Dama Duende, que es un demonio en figura de mujer.

D. MANUEL. Y tú quién eres? COSME.

Soy un fámulo ó criado, soy un subdito ó sirviente, que sin qué, ni para qué; estos encantos padece.

D. MANUEL.

¿Y quién es tu amo?

COSME.

Es

un loco, un impertinente, -

un tonto, un simple, un menguado, que por tal dama se pierde.

D. MANUEL.

¿Y es su nombre?

COSME.

Don Manuel

Henriquez.

D. MANUEL.

¡Tesus mil veces! COSME.

Yo Cosme Catiboratos me llamo.

D. MANUEL.

¡Come, tú eres! ¿Pues cómo has entrado aqui? Tu señor soy: Dime, ¿vienes siguiendome tras la silla? ¿ Entraste tras mí, á esconderte tambien en este aposento?

COSME.

¡Lindo desenfado es ese! Dime, ¿cómo estás aqui? No te fuiste muy valiente solo, donde te esperaban? ¿Pues cómo tan presto vuelves? ¿Y cómo en fin has entrado aqui, travendo yo siempre la llave de aqueste quarto?

D. MANUEL.

Pues dime, ¿qué quarto es éste?

El tuyo, ó el del demonio.

D. MANUEL.

Viven los cielos, que mientes; porque lexos de mi casa y en otra bien diferente estaba en aqueste instante.

COSME.

Pues cosas serán del duende sin duda , porque te he dicho la verdad pura.

D. MANUEL.

Tù quieres,

que pierda el juicio.

COSME.

¿Hay mas,

de desengañarte? Vete por esa puerta, y saldrás al portal, adonde puedes desengañarte.

> D. MANUEL. Bien dices;

iré, á exâminarle y verle.

vase.

COSMF. ¿Señores, quándo saldrémos de tanto embuste aparente?

L 4

LA DAMA Sale Isabél.

I' ABEL.

Volvióse á salir Don Juan, y porque á saber no llegue Don Manuel, adonde está, sacarle de aqui, conviene. Cé, Señor, cé.

COSME.

Esto es peor;

ceáticas son estas cees.

ISABEL.

Ya mi señor recojido queda.

COSME.

¿ Qué señor es éste? Sale Don Manuel.

D. MANUEL.

Este es mi quarto en esecto.

ISABEL.

¿Eres tú?

COSME.

Sí, yo soy.

ISABEL.

Vente

conmigo.

D. MANUEL. Tú dices bien. DUENDE.

No hay, que temer : nada esperes.

Señor, que el duende me lleva.

Toma Isabél á Cosme de la mano, y llevale por la alhacena.

D. MANUEL.

No sabrémos finalmente, de dónde nace este engaño? No respondes? Necio eres. Cosme, Cosme: Vive el cielo, que toco con los paredes! ¿Yo no hablaba aqui con él? Donde se desaparece tan presto? ¿No estaba aqui? Yo he de perder tristemente el juicio: mas, pues es fuerza, que aqui otro qualquiera éntre, he de averiguar por dónde; porque tengo de esconderme en esta alcoba, y estar esperando atentamente, hasta averiguar, quién es esta hermosa Dama duende.

Vas.

Salen todas las mujeres, trayendo luz, y algunas caxas de dulce, vidrios de agua, y tohallas, y despues Doña Angela.

D. ANGELA.

Pues á buscarte ha salido mi hermano, y pues Isabél á su mismo quarto ha ido, á traher á Don Manuel, esté todo apercibido.

Hálle, quando llegue aqui, la colación prevenida: todas esperad asi.

D. BEATRIZ.

No he visto en toda mi vida igual cuento.

D. ANGELA. ¿Viene? CRIADA.

Sí;

que ya siento sus pisadas.

Sale Isabél con Cosme de la mano.

COSME.

¡Triste de mí!¡Dónde voy! Ya éstas son burlas pesadas; mas no, pues mirando estoy bellezas tan extremadas. ¿Yo soy Cosme, ó Amadis? ¿Soy Cosmillo, ó Belianís?

ISABEL.

Ya viene aqui. ¡Mas qué veo! Señor.

COSME.

Ya mi engaño creo, pues tengo el alma en un trís,

D. ANGELA. ¡Qué es esto, Isabél!

ISABEL.

Señora, donde á Don Manuel dexé, volviendo por él ahora, á su criado encontré.

Mal tu descuido se dora.

ISABEL.

Está sin luz.

D. ANGELA. ¡Ay de mí! Todo está ya declarado.

Mas vale, engañarle asi.

¿Cosme?

COSME. ¿ Dominga?

AP.

D. BFATRIZ.

A este lado

llegad.

COSME.

Bien estoy aqui.

D. ANGELA.

Llegad; no tengais temor.

¿Un hombre de mi valor temor?

D. ANGELA. ON

¿Pues qué es, no llegar?

Ya no se puede excusar, en llegando al pundonor. Respeto no puede ser, sin ser espanto, ni miedo; porque al mismo Lucifer temerle muy poco puedo en hábito de mujer. (\*)

(\*) Se ha juzgado conveniente suprimir en este lugar algunos versos, de los que puso el Poeta en boca del Gracioso, por no ser necesarios, y porque acaso pueden disonarálos Lectores circunspectos; y asi, abunque se hallan en todas las ediciones que yo tengo presentes, se omiten de ordinario en la representacion de esta comedia. D. ANGELA.

Volved en vos, y tomad una conserva, y bebed, que los sustos causan sed,

COSME.

Yo no lo tengo.

D. BEATRIZ.

que habeis de volver, mirad, docientas leguas de aqui.

¡Cielos, qué oygo!

llaman.

D. ANGELA.

¿Llaman?

D. BEATRIZ.

Sí.

ISABEL.

Hay tormento mas cruél!

D. ANGELA.

¡Ay de mí triste!

D. LUIS dentro.

¿Isabél ... }

D. BEATRIZ.

¡ Valgame el cielo!

D. LUIS.

Abre aqui.

D. ANGELA.

Para cada susto tengo

174 LA DAMA

Trance fuerte!

Yo me escondo.

COSME.

Este sin duda

es el verdadero duende.

ISABEL.

Vente conmigo.

COSME.

Si haré. vanse:

Sale Don Luis.

D. ANGELA.

¿ Qué es, lo que en mi quarto quieres?

Pesares mios me trahen, á estorbar de otros placeres. Ví ya tarde en ese quarto una silla, donde vuelve de la la vía; Beatríz, y ví, que mi hermano entró.

D. ANGELA.

¿Y en fin, qué pretendes? /;

D. LUIS.

Como pisa sobre el mio, me pareció, que habia gente, y para desengañarme DUENDE.

solo, he de mirarle y verle.

Alza una antepuerta, y encuentra à Beatriz.

¿ Beatriz, aqui estás?

D. BEATRIZ.

Aqui

estoy; hube de volverme, porque al disgusto volvió mi padre, enojado siempre.

D. LUIS.

Turbadas estais las dos. ¡Qué notable estrago es éste de platos, dulces y vidrios!

D. ANGELA.

¿ Para qué informarte quieres de lo en que, en estando solas, se entretienen las mujeres?

Hacen ruido en la alhacena Isabél, y

Cosme.

D. LUIS.

¿Y aquel ruido, qué es?

D. ANGELA.

¡Yo muero!

D. LUIS.

Vive Dios, que alli anda gente. Ya no puede ser mi hermano, quien se guarda de esta suerte. Toma la luz, y aparta la albacena par.

¡Ay de mí! ¡Cielos piadosos, que queriendo neciamente estorbar aqui los zelos, que amor en mi pecho enciende, zelos de honor averiguo! Luz tomaré, ahunque imprudente, pues todo se halla con luz, y el honor con luz se pierde.

D. ANGELA.

¡Ay , Beatríz , perdídas somos si le encuentra!

D. BEATRIZ.

Si le tiene en su quarto ya Isabél, en vano dudas y temes, pues te asegura el secreto de la alhacena.

D. ANGELA.
3Y si fuese

tal mi desdicha, que alli, con la turbacion, no hubiese cerrado bien Isabél, m y él entráse allá?

D. BEATRIZ.

Ponerte

en salvo, será importante.

D. ANGELA.

De tu padre iré á valerme, como él se valió de mí, porque trocada la suerte, si á tí te traxo un pesar, á mí otro pesar me lleve.

Salen por la alhacena Isabél y Cosme, y por otra parte Don Manuel, á obscuras.

ISABEL.

Entra presto.

D. MANUEL.

Ya otra vez

en la quadra siento gente.

Sale Don Luis con luz.

D. LUIS.

Yo vi un hombre, vive Dios.

COSME,

Malo es esto.

D. LUIS.

3 Cómo tienen

desviada esta alhacena?

COSME.

Ya se vé luz; un bufete, que he encontrado : aqui me valga,

TOM. T. P. T.II.

LA DAMA

Escondese debaxo del bufete.

D. MANUEL.

Esto ha de ser de esta suerte.

Mete mano á la espada,

D. LUIS.

¿Don Manuel?

D. MANUEL.

Don Luis, qué es esto!

¡Quién vió confusion mas fuerte!

COSME.

¡Oygan por donde se entró! Decirlo, quise mil veces.

D. LUIS.

Mal caballero, villano, traydor, fementido huesped, que al honor, de quien te estima, te ampara y te favorece, sin recato te aventuras, y sin decoro te atreves, esgrime ese infame acero.

D. MANUEL.

Solo, para defenderme, le esgrimiré, tan confuso de oírte, escucharte y verte, de oírme, verme, y escucharme, que, ahunque á matarme te ofreces, no podrás, porque mi vida hecha á prueba de crueles

fortunas es inmortal; ni podrás, ahunque lo intentes, darme la muerte, supuesto que el dolor no me dá muerte; que ahunque eres valiente tú, es el dolor mas valiente.

D. LUIS.

No con razones me venzas, sino con obras.

D. MANUEL.

Detente

solo, hasta pensar, si puedo yo, Don Luis, satisfacerte.

D. LUIS.

¿ Qué satisfacciones hay, si asi agraviarme pretendes? ¿ Si en el quarto de esa fiera, por esa puerta que tiene, entras, hay satisfacciones á tanto agravio?

D. MANUEL.

Mil veces

rompa esa espada mi pecho, Don Luis, si yo eternamente supe de esta puerta, ó supe, que paso á otro quarto tiene.

D. LUIS.

¿Pues qué haces aqui encerrado

LA DAMA

D. MANUEL.

¿Qué he de responderle? ap.

Al criado espero.

D. LUIS.

¿ Quando

yo te he visto esconder, quieres que mientan mis ojos?

D. MANUEL.

Sí;

que ellos engaño padecen mas que otro sentido.

D. LUIS.

¿Y quando

los ojos mientan, pretendes, que tambien mienta el oído?

D. MANUEL.

Tambien.

D. LUIS.

Todos al fin mientent tú solo dices verdad, y eres tú solo, el que:::

D. MANUEL.

Tente;

porque, ahun antes que lo digas, que lo imagines y pienses, te habré quitado la vida, y, ya arrestada la suerte,

primero soy yo. Perdonen de amistad honrosas leyes. Y pues ya es fuerza, reñir, riñamos, como se debe: parte entre los dos la luz, que nos alumbre igualmente; cierra despues esa puerta, porque mas segura quede, mientras que yo cierro estotra; y ahora en el suelo se eche la llave, para que salga, el que con la vida quede.

D. LUIS.

Yo cerraré la alhacena por aqui con un bufete, porque no puedan abrirla por allá, quando lo intenten.

Levanta el bufete, y halla á Cosme.

COSME.

Descubrióse la tramoya.

ap.

¿ Quién está aqui?

D. MANUEL.

Dura suerte

es la mia!

No está nadie.

D. LUIS.

Dime, Don Manuel, no es éste el criado, que esperabas?

D. MANUEL.

Ya no es tiempo, de hablar, éste. Yo sé, que tengo razon; crecd vos, lo que quisiereis, que con la espada en la mano, solo ha de vivir, quien vence.

D. LUIS.

Ea pues reñid los dos. ¿Qué esperais?

D. MANUEL.

Mucho me ofendes,

si eso presumes de mí:
pensando estoy, qué ha de hacerse
el criado; porque echarle,
es enviar, quien lo cuente,
y tenerle aqui, ventaja;
pues es cierto, ha de ponerse
á mi lado.

COSME.

No haré tal, si ese es el inconveniente:

D. LUIS.

Puerta tiene aquesa alcoba á ese pequeño retrete: cierrale en él, y estaremos asi iguales.

D. MANUEL. Bien adviertes.

COSME.

Para que yo riña, haeed diligencias tan urgentes; que, para que yo no riña, ocioso cuidado es ese.

vase.

D. MANUEL.

Ya estamos solos los dos.

D. LUIS.

Pues nuestro duelo comience.

Rinen, y desguarnece la espada d' Don Luis.

D. MANUEL.

¡No ví mas templado pulso!

D. LUIS.

¡No ví pujanza mas fuerte! Sin armas estoy : mi espada se desarma y desguarnece.

D. MANUEL.

No es defecto del valor, de la fortuna accidente sí; buscad espada pues.

D. LUIS.

Eres cortés y valiente. ¡Fortuna, qué debo hacer

ap.

en una ocasion tan fuerte, pues quando el honor me quita, me dá la vida, y me vence? Yo he de buscar ocasion verdadera ó aparente, para que pueda, en tal duda, pensar, lo que debe hacerse.

D. MANUEL.

¿No vas por la espada?

· D. LUIS.

Sí;

y como, á que venga, esperes, presto volveré con ella.

D. MANUEL.

Presto ó tarde, aqui estoy siempre.

· D. LUIS.

A Dios, Don Manuel, que os guarde.

Vase Don Luis.

D. MANUEL.

A Dios, que con bien os lleve.
Cierro la puerta, y la llave
quito, porque no se eche
de ver, que está gente aqui.
¡ Qué confusos pareceres
mi pensamiento combaten,
y mi discurso revuelven!
¡ Qué bien predixe, que habia
puerta, que paso la hicicse,

y que era de Don Luis dama! Todo en efecto sucede como yo lo imaginé. ¡Mas quándo desdichas mienten!

Ah señor, por vida tuya, que lo que solo estubieres, me eches allá, porque temo, que venga, á buscarme el duende con sus dares y tomares, con sus dimes y diretes, en un retrete, que apenas se divisan las paredes.

D. MANUEL.

Yo te abriré, porque estoy tan rendido á los desdenes del discurso, que no hay cosa, que mas me atormente.

Entra Don Manuel á abrir à Cosme, y sale Doña Angela con manto y Don Juan que se queda á la puerta del quarto.

D. JUAN.

Aqui quedarás en tanto, que me informe y me aconseje de la causa, que á estas horas te ha sacado de esta suerte de casa, porque no quiero, que en tu quarto, ingrata, entres, por informarme sin tí, de lo que á tí te sucede. De Don Manuel en el quarto la dexo, y por si él viniere, pondré á la puerta un criado, que le diga, que no entre.

D. ANGELA.

¡ Ay infelice de mí! Unas a otras suceden mis desdichas. ¡Muerta estoy! Salen Don Manuel y Cosme.

COSME.

Salgamos presto.

D. MANUEL.

¿Qué temes?

vase.

COSME.

Que es demonio esta mujer, y que ahun alli no me dexe.

D. MANUEL.

Si ya sabemos, quién es, y en una puerta un bufete, y en otra la llave está, por donde quieres, que entre?

COSME.

Por donde se le antojare.

D. MANUEL.

Necio estás.

Vé Cosme á Doña Angela.

COSME.

¡Jesus mil veces!

D. MANUEL.

Pucs qué es esto!

D. ANGELA.

El verbi gratia

encaxa aqui lindamente.

D. MANUEL.

¡Eres ilusion ó sombra, mujer, que á matarme vienes! ¿Dí, cómo has entrado aqui?

D. ANGELA.

Don Manuel:::

D. MANUEL.

Dí.

D. ANGELA.

Escucha, atiende.

Llamó Don Luis turbado, entró atrevido, reportóse osado, previnose prudente, pensó discreto, y resistió valiente: miró la casa ciego, recorrióla advertido, hallóte, y luego ruido de cuchilladas hubo, siendo las lenguas las espadas.

Yo viendo, que era fuerza, que dos hombres cerrados, á quien fuerza su valor y su agravio, rhetórico el acero, mudo el labio, no acaban de otra suerte, que con sola una vida y una muerte, sin ser, vida, ni alma, mi casa dexo, y por la obscura calma de la tiniebla fria, pálida imagen de la dicha mía, á caminar empiezo, aqui yerro, alli caygo, aqui tropiezo, y torpes mis sentidos, prision hallan de seda mis vestidos. Sola, triste y turbada llego de mi discurso mal guiada al umbral de una esfera, que fue mi carcel, quando ser debiera mi puerto ó mi sagrado. Ido. Mas donde le ha de hallar un desdicha-Estaba á sus umbrales: ¡Cómo eslabona el cielo nuestros males! Don Juan, Don Juan, mi hermano; que ya resisto, ya defiendo en vano decir quién soy, supuesto, que el haberlo callado nos ha puesto en riesgo tan extraño. daño, Quién creerá, que el callar me haya hecho

siendo mujer? Y es cierto, siendo mujer, que por callar, me he muerto. En fin él esperando á esta puerta estaba jay cielo! quando yo á sus umbrales llego, hecha volcan de nieve, alpe de fuego. El á la luz escasa, con que la luna mansamente abrasa, vió brillar los adornos de mi pecho: (no es la primer traycion, que nos han hey escuchó de las ropas el ruido [cho) (no es la primera que nos han vendido) pensó, que era su dama, y llegó mariposa de su llama, para abrasarse en ella, y hallóme á mí por sombra de su estrella. ¿ Quién de un galan creyera, que buscando sus zelos, conociera tan contrarios los cielos, que ya se contentára con sus zelos? Quiso hablarme, y no pudo; que siempre ha sido el pensamiento mu-En fin en tristes voces, que mal formadas allegó veloces desde la lengua al labio, la causa solicita de su agravio. Yo responderle intento, to) (ya he dicho como es mudo el sentimien190

y ahunque quise, no pude; que mal al miedo la razon acude; si bien, busqué colores á mi culpa; mas quando anda á buscarse la disculpa, ó tarde, ó nunca llega; mas el delito afirma, que lo niega. Vén, dixo, hermana fiera, de nuestro antiguo honor mancha primera; dexarete encerrada. · donde segura estés, y retirada, hasta que cuerdo y sabio de la ocasion me informe de mi agravio. Entré donde los cielos mejoraron, con verte, mis desvelos. Por haberte querido, fingida sombra de mi casa he sido: por haberte estimado, sepulcro vivo fui de mi cuidado: porque no te quisiera, quien el respeto á tu valor perdiera:p porque no te estimára, quien su pasion dixera cara á cara. Mi intento fue el quererte; mi fin amarte, mi temor perderte, mi miedo asegurarte, 110 m mi vida obedecerte, mi alma amarte, mi deseo servirte, y mi llanto en efecto persuadirte, 27)

que mi daño repares, que me valgas, me ayudes y me ampares. D. MANUEL.

Hydras parecen las desdichas mias, al renacer de sus cenizas frias. ¡ Qué haré en tan ciego abysmo, humano labyrintho de mí mismo! Hermana es de Don Luis, quando creía, que era dama. Si tanto (jay Dios!) sentia, ofenderle en el gusto, ¿qué será en el honor? ¡Tormento injusto! Su hermana es; si pretendo librarla, y con mi sangre la defiendo, remitiendo á mi acero su disculpa, es ya mayor mi culpa, pues es decir, que he sido traydor, y que á su casa he ofendido, pues en ella me halla: pues querer disculparme, con culpalla, es decir, que ella tiene la culpa, y á mi honor no le conviene. ¿Pues qué es, lo que pretendo, si es hacerme traydor, si la defiendo? si la dexo, villano; si la guardo, mal huesped; inhumano, si á su hermano la entrego; soy malamigo, si á guardarla llego; ingrato, si la libro, á un noble trato,

sino la libro, á un noble amor ingrato, pues de qualquier manera, malpuesto he de quedar, matando ó muera. No receles, señora; noble soy, y conmigo estás ahora.

Ilama á la puerta.

COSME.

Que llaman, señor.

D. MANUEL.

Don Luis

será, que fue por espada: abre, pues.

D. ANGELA.

¡ Ay de mi triste!

Mi hermano es.

D. MANUEL.

No temas nada;

pues mi valor te defiende: ponte luego á mis espaldas.

Ponese Doña Angela detrás de Don Manuel, abre la puerta Cosme, y sale Don Luis.

D. LUIS.

Ya vuelvo. ¡Pero qué miro! Traydora::: Vé Don Luis á Doña Angela, y saca la espada.

D. MANUEL.

Tened la espada, señor Don Luis. Yo os he estado esperando en esta sala, desde que fuisteis; y aqui (sin saber cómo) esta dama entró, que es hermana vuestra, segun dice; que palabra os doy, como caballero, que no la conozco; y basta decir, que engañado pude, sin saber á quien, hablarla. Yo la he de poner en salvo á riesgo de vida y alma; de suerte, que nuestro duelo, que habia á puerta cerrada, de acabarse entre los dos, á ser escandalo pasa. En habiendola librado, yo volveré á la demanda de nuestra pendencia; y pues, en quien sustenta su fama, espada y honor han sido armas de mas importancia, dexadme ir vos por honor;

pues yo os dexé ir por espada.

D. LUIS

Yo fuí por ella; mas solo para volver, á postrarla á vuestros pies, y cumpliendo con la obligacion pasada en que entonces me pusisteis; pues que me dais nueva causa, puedo ya reñir de nuevo. Esa mujer es mi hermana; no la ha de llevar ninguno, á mis ojos, de su casa, sin ser su marido; asi, si os empeñais, en llevarla, con la mano podrá ser; pues con aquesa palabra, podeis llevarla y volver, si quereis, á la demanda,

D. MANUEL.

Volveré ; pero advertido de tu prudencia y constancia, á solo echarme á esos pies.

D. LUIS.

Alza del suelo: levanta.

D. MANUEL.

Y para cumplir mejor con la obligacion jurada, á tu hermana doy la mano. Salen por una puerta Beatriz é Isabél, y por otra Don Juan.

D. JUAN.

Si solo padrino falta, aqui estoy yo; que viniendo adonde dexé á mi hermana, el oiros me detubo, no salir á las desgracias, como he salido á los gustos.

D. BEATRIZ.

Y pues con ellos se acaban, no se acaben sin terceros.

D. JUAN.

¿Pues tú, Beatriz, en mi casa?

D. BEATRIZ.

Nunca salí de ella; luego te podré decir la causa.

D. JUAN.

Logremos esta ocasion, pues tan á voces nos llama.

COSME.

Gracias á Dios, que ya el duende se declaró. ¿Dime, estaba borracho?

D. MANUEL.

Si no lo estás,

hoy con Isabél te casas.

LA DAMA

COSME.

Para estarlo; fuera eso; mas no puedo.

ISABEL.

¿ Por qué causa?

COSME.

Por no malograr el tiempo, que en estas cosas se gasta, pudiendole aprovechar, en pedir de nuestras faltas perdon; y humilde el Autor os le pide á vuestras plantas.



# EL PARECIDO EN LA CORTE,

#### COMEDIA

DE DON AGUSTIN MORETO.

DON LOPE à Don Pedro. Yo soy tu hijo, señor. TACON à Don Pedro. Bien puede èl haberlo sido, sin que tu lo hayas sabido. Jorn.II.

## 

· 1 · 1

g of somad

77.6

#### ARGUMENTO.

Don Fernando de Ribera, Caballero de Sebilla, llega á Madrid huyendo de su patria, por haber muerto en ella á un caballero, y herido á otro, que le disputaban la entrada en su casa una noche que se retiraba tarde á ella.

El temor de la justicia, y la vergienza del desayre, de haberse desaparecido al mismo tiempo Doña Ana de Ribera, su hermana, causa de estas desgracias, le obligaron à salir precipitadamente, y con menos prevencion que ahun aquella, que le podian haber proporcionado las reliquias de una quantiosa herencia, que habia malbaratado.

No obstante sus cuidados y pobreza, se enamora asi que llega de una dama, que vé entrar en una Iglesia. Estando esperando, á que saliese, se encuentra con él Don Diego, que equivocandole con Don Lope de Luján, su amigo, á quien se parecia en todo, y ahun en la voz, le abraza, reconoce y persuade, vaya á presentarse à su padre Don Pedro Lujan, à quien và à avisar al punto.

Tacon, aprovechandose de la equivocación, mientras Don Fernando sigue à su nueva dama; hace creer à Don Pedro, que se aparece con Don Diego, que su hijo ha perdido la memoria, y con esto es recibido él y su amo en casa de Don Pedro, padre de la dama, de quien se habia enamorado, llamada Doña Inés, y de Don Lope, que era uno de los dos à quienes habia Don Fernado herido ò muerto la noche de su fuga, el qual volviendo de Indias, y detenido en Sebilla, se prendó de Doña Ana de Ribera, y dandola palabra de casamiento, entraba en su casa oculto.

Con la fatalidad del suceso de Sebilla huyo Doña Ana, y con las noticias de la ealidad y padre de Don Lope viene à Madrid, à solicitar saber las resultas de su desgracia, al amparo de Doña Inés, que la recibe en su casa, sin conocerla, con el titulo de criada, y nombre de Lucia.

continuando Don Fernando el enamorar à Dona Inés, no obstante la circunstancia de hermano, y sufriendo mal la rivalidad de Don Diego, que debia casarse con ella, escribe Don Lope desde Toledo à su padre, que inmediatamente debia llegar à Madrid; oye leer la carta Don Fernando, y se despide de la casa: llega Don Lope, anunciase como el verdadero D. Lope. Tacón le dice, que Don Lope está ya en casa de su padre; en cuya disputa sobreviene Don Fernando, à quien reconoce Don Lope, y le intenta matar. Vé en esto Don Lope à Doña Ana, y la lleva, por libertarla de su hermano, à su posada.

No volviendo Don Fernando à casa de Don Pedro, se aflige éste; y Tacón le saca cien escudos, ofreciendo traherle. Vuelve Don Lope à casa de su padre; protesta ser él el verdadero hijo: dudalo Don Pedro; y mientras vá Don Lope, à hacer informaciones, se descubre Don Fernando à Doña Inés, y sacandola de casa, la conduce à la posada de Don Felix de Guzman, amigo suyo, y de Don Lope, y con quien acababa de venir de Sebilla; donde estaba refugiada su hermana, y donde lleva Don Lope para la averiguacion à Don Pedro, y Don Diego, à cuya question sobreviene Don Fernando, y despues Doña Ana, con

cuyas aseveraciones se satisfacen todos, de ser Don Lope el hijo verdadero de Don Pedro, casandose con Doña Ana, y Don Fernando con Doña Inés, y quedando contento Don Diego, á quien no estaba bien, el casarse con una mujer, con quien habia tenido llanezas de hermano á su vista Don Fernando.



#### NOTA.

Don Thomás Sebastian y Latre publicó una Comedia en los años pasados con este mismo título y sobre el propio asunto, dandola por muestra y modelo de Comedias regulares. Representóse en uno de los theatros de Madrid una tarde solamente: con la desgracia, de que todas sus perfecciones helenísticas parecieron tan mal, que se vieron los Comediantes obligados á dexarla; y ofrecer para el dia siguiente ésta de Moreto, advirtiendolo asi al auditorio. Ni es facil, meter con acierto la mano en obras ajenas, ni con solo el arte se podrá jamás alcanzar la formacion de aquellas, que dependen principalmente del ingenio. Abundan los preceptistas, al paso que son muy raros los Poetas. Cervantes juzgaba muy bien de las obras Dramáticas, y todas las suyas son absurdísimas.

#### 

#### PERSONAS.

DON FERNANDO DE RIBERA.

DON PEDRO DE LUJAN.

DONA INES. Sus hijos.

DOÑA ANA DE RIBERA.

DON DIEGO.

DON FELIX DE GUZMAN.

LEONOR.

TACON.

LAYNEZ.

UN CARTERO.



### EL PARECIDO

EN LA CORTE.



JORNADA PRIMERA.



Salen Don Fernando y Tacon de camino.

D. FERNANDO.

TACON.
Señor, has perdido el seso?
D. FERNANDO.
Que fuera poco, confieso,
segun bizarra y ayrosa
en aquella Iglesia entró,
llevandome tras su brio

los ojos, y el albedrio.
¡Qué linda mano sacó
á la pila, donde infiero,
que de amor la ardiente fragua
quiso avivar con el agua!

TACON.

¿Pues era hisopo de herrero?

Era una azucena igual:

era un cristal cada dedo; que sacudiendole:::

TACON.

Quedo;

que se quebrará el cristal.

D. FERNANDO.

Por aqui venir, la ví: pues en la Iglesia hay Sermon, wo yo he de esperarla, Tacon, por si vuelve por aqui.

TACON.

Es de veras , ó es un poco de culebra?

D. FERNANDO.

¡Estás sin tino!

¡Yo burlarme!

TACON.

Lo imagino, 105 13

por no pensar, que estás loco.

EN LA CORTE.

D. FERNANDO. ¿Locura es el alborozo

¿Locura es el alborozo de tan divinos amores?

TACON.

Virgen de Regla! Señores, este caballero mozo, que hoy se apea en esta Villa, es, porque vean su quimera, Don Fernando de Ribera, de los guapos de Sebilla. Hizo allá algun desatino, y huyendo el riesgo al proceso, como le cojió el suceso, nos pusimos en camino. Quantas prendas y dineros trahía el desventurado, hasta Madrid ha gastado, con que llegamos en cueros. Y acabados de llegar á esta calle, que entre tantas la llaman de las Infantas, porque se vino á apear, donde el mozo ha de vivir de las mulas, sin tener con que almorzar y comer, ni saber, donde dormir, ni amigo, que ir á buscar. de una dama, que ha encontrado, dice, que se ha enamorado, y que la quiere esperar.

Pues á mí el toro de Europa me espere, si yo aqui mas paráre.

D. FERNANDO.

Tén. ¿Dónde vás?

TACON.

A un Convento.

D. FERNANDO. ¿A qué? TACON.

A la sopa.

D. FERNANDO.

Despues de saber, quien es, para eso hay tiempo.

TACON.

Eso niego:

comamos antes; que luego, qualquiera cosa es despues.

D. FERNANDO.

Si no sé, donde posar, ¿dónde he de ir?

TACON.

Perderé el seso.

Pesia mi alma, ¿ pues por eso te páras, á enamorar? ¿ Aqui á una dama tan ancha,

en ayunas has de hablar? ¿Vas, á obligarla á pecar, ó á sacarla alguna mancha? Yo, en viendome sin un sueldo, de enamorar me retiro; que en ayunas un suspiro es lo mismo que un regueldo.

D. FERNANDO.

Ahunque el pensar, me lo impida, que es locura, he de saber, quien es la mejor mujer, que he visto en toda mi vida.

TACON.

En Madrid, si al rededor de este barrio vueltas das, ciento y cincuenta hallarás, que te parezcan mejor. ¿ No vés, que en esta materia de qualquier Ciudad de allá, vienen las damas acá, como mulas á la feria?

D. FERNANDO.

Pues nada que hacer tenemos, no he de perder la ocasion.

TACON.

Pues, si esto es resolucion, esperemos.

EL PARECIDO

D. FERNANDO.

Esperemos.

TACON.

Y ya que hemos de esperar, mientras se acaba el Sermon, ¿no me dirás la ocasion, que á esto te pudo obligar? ¿Cómo han sido tus fortunas, y á qué en Madrid has entrado? Refiereme tu cuidado; que abun de eso estoy en ayunas.

D. FERNANDO.

Oye, Tacon, mi desdicha, ya que es preciso, el sabella.

TACON.

Pues me desayuno de ella, dila, y hagote salchicha.

D. FERNANDO.

Ya sabes, como en Sebilla, murió mi padre, Don Pedro de Ribera, á quien mi hermana, Doña Ana, y yo los trofeos de su sangre y sus hazañas heredamos á su haliento, con mas de cien mil ducados, que no fue el menor entre ellos. Yo, que quedé mozo y libre, rico y noble y no muy cuerdo,

seguia entre mis locuras, la vana opinion de aquellos, que piensan, que está el decoro en sobras del lucimiento, y gastan, lo que heredaron, como bien, que no adquirieron. Pasado el año del luto, que se pasa recibiendo pésames, cuentas, cobranzas y muchos casamenteros, eché carrozas, libreas, galas, dando en el dinero, como si fin no tubiera: que, el que no llenó el talego, como no le vió vacío, cree, que ha de estár siempre lleno. Andaba entonces tan vano, tan necio, loco y soberbio, que pensaba yo, que honraba, al que quitaba el sombrero. Qué necedad! Porque, en ser muy cortés un caballero, no gasta nada; y en dar su hacienda á vanos empleos, gasta el honor, pues se quita para adelante el respeto; que al pobre, ahunque noble sea, miran todos con desprecio.

EL PARECIDO

La hacienda hoy es calidad, la cortesía es un viento, y el que la excusa, por verse lleno de galas y excesos, es necio, soberbio ú simple; pues es, trocando los frenos, pródigo, de lo que es mucho, de lo que es nada, avariento. De aquellos era yo entonces, que de mirarlos con ceño ó sin él, hacen ofensa, y trahen en la vista el duelo. Esta es graciosa locura; pues quieren, los que hacen esto, saber lo que el otro calla, construyendole el silencio. Si á mí no me dice nada, ahunque él me ofenda allá dentro, ¿ por qué he de hacer yo á mi enojo la lengua de su secreto? Demás de que, si él oculta algun rencor en su pecho, vano antes y agradecido, que ofendido, estarle debo. Pues si con causa ó sin ella tiene su enojo encubierto, ú de temor me lo encubre, ó lo calla de respeto.

Con esto me hice malquisto tanto, que ya á los empeños les sobraba mi ocasion, porque me buscaban ellos. Todo el dia era pendencias; y como, gracias al cielo, tambien heredé á mi padre las manos como el dinero; siempre yo fuí el retrahído, y los heridos los presos: que en teniendo un hombre fama de osado, mata sin riesgo; porque siempre la Justicia acude, á prender al muerto. Salí bien de todas ellas, pero pobre á poco tiempo; que, como de mis delitos, tubo la culpa el dinero, tambien él pagó la pena; y al cabo, de todos ellos, quedé libre, pero pobre; que un mozo rico y travieso, es como lienzo en lexía, que ahunque mas se ensucie el lienzo, se limpia alli, mas tambien se rompe. Yo fui lo mesmo; porque mientras me duró, para lavar mis excesos,

214 EL PARECIDO con la lexía del orol quedé limpio y roto á un tiempo. Cesaron libreas y coche; no creerás el sentimiento, con que en esta descalcez entré en los años primeros; y quando mas lo sentí, fue, quando trás haber hecho tanto ruido con lacayos el dia de coche nuevo, se vió, andando á pie, obligada mi vanidad, por su empeño, á prevenir de zapatos papales para el invierno. Y esto no fue lo peor; sino que con el dinero perdí la comodidad, pero no el arrojamiento. Proseguí mis travesuras de modo, que fuí el objeto del rigor de la Justicia, y ya con mas propio riesgo; que como quedé desnudo, las heridas del proceso, en pasando del vestido, es fuerza, entrar en el cuerpo. De estos forzosos temores

resultó, el no estár atento

al cuidado de una hermana moza, hermosa y con empeños, en que yo mismo la puse con mis locos desaciertos. Pues ella viviendo sola, y yo en mi retrahimiento, quedó sin guarda mi honor; y este tan justo recelo me llevaba allá las noches con temor de algun exceso, que halló despues mi desdicha. Pues una noche::: Aqui el pelo se me eriza: no te espante; que este fue el lance primero, que en mi pecho caber pudo de veras un sentimiento; porque á todos los demás, mi condicion, cuyo extremo es, hacer chanza de todo, nunca dió lugar adentro. Llevado pues una noche del cuidado de mis zelos, entré por la puerta falsa de un jardin, quando al encuentro un hombre, que la guardaba, · me salió osado, diciendo: caballero, vuelva atrás. Quál se quedaria mi haliento,

mira tú, considerando, que al ir á mi casa, veo, quien ya, como dueño de ella, me trató con tal desprecio! ¿Quién lo dice? pregunté. Quien tiene orden de su dueño. para guardar esta puerta. Pues yo del mismo la tengo, para saber, quien sois vos: le dixe. No la obedezco: me respondió. Repliquéle: pues de otra usaré, que tengo, para mataros, y entrar y quemar, quanto esté dentro. A esto respondió su espada, y al ruido de los aceros, salió otro, que dentro estaba, y contra mí los dos puestos, me tiraron de lo fino. Mejoréme yo; mas esto de pintar una pendencia, ya pienso, que estoy riñendo, y no puedo hacerlo á espacio. Acercabanse y matélos. Uno cayó, sin hablar, el otro quedó pidiendo confesion; y yo ofendido, pasé por encima de ellos

á buscar mi aleve hermana; y su quarto discurriendo, en toda la casa hallé, sino de mi voz el eco; que huyó sin duda el peligro, avisada del estruendo. Viendo incierta mi venganza, y tan preciso mi riesgo, que ahunque pudiera salvarme, por lo honrado del empeño, ya el cúmulo de mis causas me hallaba sin el respeto del oro, que fue mi escudo, ó mis escudos lo fueron, y que mi hermana tendria el sagrado de un convento, público mi deshonor, mi venganza sin remedio; (pues tomando la que pude, no me la dió entera el cielo;) á huir se determinó de mi afrenta mi desvelo; y hallandote á tí en la calle, sin referirte el suceso, del modo que nos hallamos, sin prevencion ni dinero, nos pusimos en camino, y hoy en la Corte nos vemos

sin arrimo, sin amparo, pobres, sin conocimiento, sin albergue, ni esperanza de tenerle. Esto prevengo, para que, quando me vés arrebatado y suspenso de una hermosura que he visto, y estando, como me veo, desvalido, esta pasion halla lugar en mi pecho, tú con tu donayre añadas, para remate del cuento, á todas estas locuras, lo que me está sucediendo.

TACON.

¡Jesus mil veces, Jesus! Si trayendo ese veneno en el cuerpo, sin matarte, ha entrado amor en tu pecho, digo, que yo no me admiro, de que no reviente luego, quien bebe agua tras tocino. ¿Habrá algunos en Toledo, que te igualen la locura?

D. FERNANDO.

Yo', Tacon, te la confieso.

TACON.

Un loco hay, que dice, que es

el Papa, y el Rey su suegro, y que está canonizado noventa veces; mas eso, ¿que vá, que no pesa tanto, como esto, ahunque tenga el peso una, que vende besugos?

D. FERNANDO.

Las locuras, que yo he hecho, todas han sido á este tono.

TACON.

Ya, señor, que aqui nos vemos, tú, que otra vez has estado aqui, si mal no me acuerdo, ¿ qué barrio es este, en que estamos?

D. FERNANDO.

Los Capuchinos son estos de la Paciencia.

.TACON.

Sin duda,

se me ha metido en el cuerpo, pues te he podido sufrir. ¿ Y esta Iglesia?

Al pano Don Diego.

D. FERNANDO.

El Caballero

de Gracia: y esta la calle de la Reyna.

Estate quedo,

señor; porque he reparado, que aquel hombre, que está atento, te ha estado mirando mucho.

D. FERNANDO.

No le conozco, ni pienso, que otra vez le ví en mi vida.

TACON.

Acá viene ; ponte al sesgo, por si es algo de cuidado.

Sale Don Diego,

D. DIEGO.

¿ Si es él? El es, ó estoy ciego. ¡ Pues qué dudo! El es sin duda.

D. FERNANDO.

¿ Mandais algo, caballero?

D. DIEGO.

En la voz le he conocido. ¿Don Lope, amigo?

TACON.

¡ Qué es esto!

D. DIEGO.

¡Sin avisarme, en Madrid Don Lope de Lujan, cielos!

TACON.

Tú lo eres, por si es pulla.

D. FERNANDO.

¿Hablais conmigo?

D. DIEGO.

Eso es bueno.

¿ Al cabo de catorce años, que os juzgué en las Indias muerto, sin haber á vuestro padre dado aviso en tanto tiempo, habiendo ahora venido con tan ingrato silencio, os quereis disimular?

D. FERNANDO.

Caballero, no os entiendo.

D. DIEGO.

Pues no teneis que encubriros, fiado, en lo que habrán hecho los años; que ahun hoy estais, como os fuisteis, vive el cielo: y quando vuestro semblante no os manifestára, el eco de vuestra voz no pudiera engañarme. ¿ Venís bueno?

D. FERNANDO.

¿Qué es esto, Tacon?

TACON.

¿Rey mio,

dá usted de almorzar con eso: porque estamos en ayunas,

EL PARECIDO 222 y el cómo se dá comiendo?

D. FERNANDO.

Mirad, que estais engañado.

D. DIEGO.

¿Don Lope, amigo, qué es esto? No le deis á mi memoria tal desagradecimiento. Mirad, que á tiempo venís, que vuestro padre Don Pedro ha heredado á vuestro tio; y tiene solo en dinero mas de ochenta mil escudos.

TACON.

Ay Dios! Luego es muerto el viejo? Dadme un abrazo en albricias.

D. FERNANDO.

Tente. ¿Qué haces, majadero?

TACON.

¿Qué he de hacer? Mi amo es Don Lope, señor; que lo está fingiendo; porque viene por la posta, y quiere estár encubierto, hasta que llegue la ropa, por no ir á su padre en cueros.

D. DIEGO.

¿ Pues yo no le he conocido? TACON.

Claro está: ¿ No se está viendo,

que es Lope hasta las entrañas?

Dadme los brazos.

D. FERNANDO.

¡ Qué es esto!

TACON.

Hombre del diablo, ¿ qué quieres, ya desbuchado el secreto? Si saben ya, que eres Lope, ¿ qué sirve, hacerte Lorenzo?

D. DIEGO.

Don Lope', por vuestra vida no dilateis el consuelo á vuestro padre, que juzgo, que le haga mozo el contento. Mas esperad; que á la vuelta de aquella calle le dexo; y quiero ir por las albricias. No os vais por Dios; que ya vuelvo. vase.

TACON.

¿Señor?

D. FERNANDO. ¿ Qué dices , Tacon? TACON.

Que nos viene á ver el cielo con ochenta mil ducados. Fingete este Indiano muerto. D. FERNANDO.

¿ Pues loco, cómo es posible?

¿Pues en esto hay algun riesgo? Tú eres á él tan parecido, que dice, que ahun en el eco de la voz eres el mismo. De este caso hay mil exemplos, que han sucedido en el mundo.

D. FERNANDO.

Pues, si yo darle no puedo razon de ninguna cosa de su casa, ahunque me veo de modo, que lo intentára, á poder tener efecto, siquiera para albergarme, hasta encontrar algun medio de vivir; ¿cómo ha de ser?

TACON.

¿Pues para qué es el ingenio? Hay mas de decir, que vienes cansado, y que te hagan luego la cama, y comer muy bien, y cenar del tenor mesmo; y si te preguntan algo, en hallandote en empeño, dar respuestas generales, y suspenderlos con esto

por hoy, hasta que mañana busquemos otro remedio? Comamosle de una vez medio lado á aqueste viejo; que no es bodegon su casa, que han de pedirnos dinero, y ahunque se sepa el engaño, señor, cerremos con ellos, que audaces fortuna juvat.

D. FERNANDO.

¿Quieres creer, que no me atrevo? Que yo, de poder, me holgára, TACON.

Pues vés aqui un bravo cuento, Vamos, y ahitemonos hoy; que si se supiese, luego nos llevará á un hospital, y allá tambien comerémos.

D. FERNANDO.

No te canses; que es locura, ¿Qué me miras?

TACON.

Te estoy viendo, Vive Dios, que eres Don Lope, y tú no te acuerdas de ello.

Calla; que ya se ha acabado el sermon, y yan saliendo TOM.II.PART.II.

las mujeres de la Iglesia.

TACON.

¿ Ahora acuerdas con esto ? Mas sermon de Capuchino suele ser largo.

D. FERNANDO.

Ya veo

á la dama, que esperaba.

TACON.

¡Oh, lleve el diablo sus huesos! Yo apostaré, que por ella aqueste lance perdemos.

Salen Doña Inés y Leonor con mantos.

D. INES.

Tapate, Leonor; que aqui ahun está aquel caballero, que nos siguió hasta la Iglesia.

LEONOR.

Galan es.

D. INES.

Y muy discreto; que nos dixo dos donayres de buen gusto, y muy á tiempo.

D. FERNANDO.

Yo quiero llegar, á hablarla.

TACON.

¡ Que haya hombre, que tenga haliento, de enamorar en ayunas!

EN LA CORTE.

Yo no he acertado requiebro en mi vida, hasta tomar aguardiente por lo menos.

D. FERNANDO.

Señora, por una prenda, que me habeis llevado, espero, desde que os dexé en la Iglesia.

D. INES.

¡Prenda yo!

D. FERNANDO.
Y de mucho precio.
D. INES.

¿Quál es la prenda?

D. FERNANDO.

Los ojos;

que me habeis dexado ciego.

Es cierto, y por eso tienta.

D. INES.
No creais, que yo os los llevo.

TAÇON. Mire usted bien en la manga.

D. INES.

Bien sé, que yo no los llevo.

Yo véo uno.

D. INES. Pues no hay otro.

No es muy malo; que en efecto mas vale tuerta, que ciega.

D. FERNANDO.

Dareis licencia al deseo, de que os diga, adónde están? D. INES.

Todo será, perder tiempo.

TACON.

¿Y usted me dará un oído, á Leonor. que me lleva? ¿No habla? Bueno. Yo sin oído estoy sordo, usted muda, mi amo cicgo: con que ciego, sordo y mudo. entre todos tres hacemos el diablo de la quaresma.

LEONOR.

Mú, mú, mú, mú.

TACON.

¡Pues qué es esto!

Habló el buey, y dixo mú.

D. INES.

Para el agradecimiento de esa voluntad, que acaso fingís, basta en mí el exceso. de escucharos en la calle; que yo no acostumbro hacerlo; y os ruego, que aqui os quedeis; que no soy mujer, que puedo ir de nadie acompañada. Vén, Leonor.

D. FERNANDO. ¿Podré á lo menos

seguiros, para saber, en qué casa el alma dexo?

D. INES.

El que la sepais ó no, no os será de algun provecho: haced, lo que os diere gusto.

TACON.

¿ A quién digo? ¿ Seguirémos?

¡Seguir! ¿A quién?

TACON.

A ese brio.

LEONOR.

Sigale: mas es mal pleyto. vanse.

Yo he de ir tras ellas, Tacon.

TACON.

¿Estás loco? Vive el cielo, que echan un tufo á doncellas, que penetra hasta los sesos.

D. FERNANDO.

Vey; no las pierdas de vista.

vase.

Señores, el caballero del Febo era patarata con este hombre; el juicio pierdo. ¿Habrá en los nominativos caso como éste? ¡Mas, cielos, el que hizo á mi amo Lujan, que es Maestre, á lo que pienso, de la Orden de Lujanes, se viene hácia mí derecho; y un viejo de poco acá, que no ha tres dias, que es viejo! Don Pedro se ha de llamar; por si importa, estoy en ello.

Salen Don Pedro Lujan, Barba, y

Don Diego.

Aqui le dexé, ha un instanté.

D. PEDRO.

Estoy loco de contento. ¿ Mi hijo Don Lope está vivo?

D. DIEGO.

Este es el criado.

TACON:

A ellos.

D. PEDRO.

¿Amigo, servis á Lope?

¿Qué modo de hablar es eso? ¿Servís á Lope? ¿Qué es Lope? ¿Tengo yo semblante, ó gesto de criado de Poeta?

D. PEDRO.

¿No me entendeis?

TACON.

Ya lo entiendo;

mi amo no es Lope, Rey mio.

D. PEDRO.

¿ Pues por qué respondeis eso?

Porque mi amo es Don Lope de Lujan, mas caballero, que el Caballero danzado.

. D. PEDRO.

Pues dadme los brazos luego, amigo; que es mi hijo Lope.

TACON.

¡ Qué escucho! ¡ Vos sois Don Pedro de Lujan!

D. PEDRO.

Si, amigo mio.

Los pies mil veces os beso.

D. PEDRO. ¿Dónde se ha ido mi hijo? EL PARECIDO

Aqui volverá al momento. ¡Qué vos sois su padre!

D. PEDRO.

Sí

TACON.

¿ Quereis creer, que ahun no lo creo?

D. PFDRO.

¿Pues eso dudas?

TACON.

Su padre!
b. PEDRO.

¿P es por qué ?¿No lo parezco?

Eso como un huevo á otro.

D. PEDRO.

Pues yo lo digo, ino es cierto?

Si vos fuerades su madre, no pusiera duda en ello.

D. PEDRO.

¿Cómo Lope no me ha escrito?

Aqui vá perdido el cuento.

D. PEDRO.

Y al cabo de tantos años, que ha que noticia no tengo de él, apor qué quando ha venido, no fue, á apearse al momento á mi casa? ¿ Puedo acaso creer tal dicha?

TACON:

Ya dí en ello: ap. alumbreme Dios con bien: la hambre el discurso me ha vuelto. ¿ Pues no sabeis, lo que pasa?

Yo no.

TACON.

Alabenme el ingenio. Milagro de Dios es, que hoy tengais hijo de provecho, porque él de vos no se acuerda, de sus padres ni sus deudos, ni ahun de sí; y si no es por mí, á Madrid no hubiera vuelto.

D. PEDRO.

¿Pues por qué?

TACON.

Yo ha que le sirvo ( sí habrá ) once meses y medio, porque, viniendome á Hespaña, lo topé en la Habana enfermo.

D. PEDRO.

¿De qué? 🗥

Del mal mas terrible. Oygan; que es raro el suceso. A él le dió una perlesía; y de ella resultó luego un mal, que manía se llama, de quien refiere Galeno, que quita la voluntad, memoria y entendimiento. El lo perdió todo junto; mas como trahía dinero. que él ha estado en Filipinas, aunque no se acuerda de ello, y allá, dicen, que hizo casas, y treinta y dos mil progresos, con muy grande bizarría::: No ha pasado caballero mas galanțe á Nueva España, desde que allá llegó el Credo. Se curó, en fin, porque alli, seis Medicos le asistieron de Cámara.

D. PEDRO. ; ¿De Cámara?

TACON.

Bueno es eso.

Tambien hay Cámara allá.

EN LA CORTE.

Proseguid.

TACON.

Sanó en efecto,

y á fuerza de medicinas restauró el entendimiento; mas la memoria voló, tanto, que fue fuerza, luego enseñarle á escribir, leer, y hasta el mismo Padre nuestro, y su nombre, que tambien se le olbidó; á compañero, ni amigo no conocia; pues sus padres, volaverunt. Todo el humor radical se le salió de los sesos: y en fin perdió la potencia redonda.

D. PEDRO.

Valgame el cielo!

TACON.

No la de padre; que ya pienso, que tendreis un nieto. En fin yo con las noticias, que sus amigos me dieron, supe que era de Mádrid Don Lope, hijo de Don Pedro de Lujan, y preguntando

230

EL PARECIDO

por vos, de Sebilla vengo informado de este barrio, donde conocidos vuestros me han guiado; que Don Lope tambien se fuera á Marruecos, si se lo dixera yo.

D. PEDRO. ¡Qué se olbidó de sí mesmo!

TACON. Para firmar, me pregunta, cómo se llama.

D. PEDRO.

5 Y remedio

no habrá para aquese mal? TACON.

Dicen que sí, con el tiempo. D. PEDRO.

Pues ahunque toda mi hacienda se gaste al instante en ello, le he de curar, si es posible.

TACON.

Clavéla de medio á medio.

D. DIEGO.

De todo quanto os ha dicho, es el testigo mi encuentro, pues ni ahun á mí me conoce.

D. PEDRO.

¡Raro mil!

Es sin exemplo.

D. PEDRO.

¿ Qué remedio le aplicaron?

El mas eficáz remedio es, darle á comer muy bien y mucho; porque el cerebro, con vapores regalados, se le vaya humedeciendo.

Sale Don Fernando.

D. FERNANDO.

Ya sé la casa i en mi vida ví mas hermoso portento.

TACON.

Este es Don Lope.

D. PEDRO.

¡Hijo mio!

Llega, á abrazarme al momento. El es en talle y semblante.

D. FERNANDO.

¿Con quién hablais, caballero?

Mire usted, si monda olbidos.

Yo soy tu padre Don Pedro.

D. FERNANDO.

Yo no os he visto en mi vida.

¿ No os lo dixe? Miren esto.

D. PEDRO.

¿Qué no te acuerdas de mí, hijo mio?

D. FERNANDO.

Ni me acuerdo de vos, ni sé, qué decís.

D. PEDRO.

¡Raro mal!

Es sin exemplo.

D. PEDRO.

Yo soy tu padre.

D. FERNANDO.

¿ Qué padre?

TACON.

Es como hablar ad Ephesios. El mal, que le dió, es tan fuerte, que quedó el buen caballero sin adarme de memorla.

D. PEDRO.

Hijo, si ha querido el cielo, que la memoria perdieses, yo con mi amor te la vuelvo. Conoceme; pues desde hoy entro, á ser padre de nuevo.

Este, señor, es tu padre; acuerdate.

Tirale de la capa Tacon.

D. FERNANDO.

Este es enredo

de Tacon. ¡Rara agudeza! Yo la he de esforzar con esto. Señor, yo no sé, quién es mi padre, y asi no os creo.

D. PEDRO.

¿Pues no basta, saber yo, que eres mi hijo?

D. FERNANDO.

No por cierto;

que pues padre no conozco, me importa, saber primero, quien es, quien me hace su hijo.

D. PEDRO.

¿Pues quién pudiera emprenderlo, sino es, quien fuera tu padre?

D. FERNANDO.

¿ Pues cómo puede ser eso, si no os he visto en mi vida?

Tu olbido causa ese efecto.

TACON.

Pues claro es, que es el olbido.

D. FERNANDO.

¿Pues cómo yo he de saberlo?

D. PEDRO.

¿Pues tampoco no me crees?

Lo peor de todo es eso. En los Artículos solo he gastado mes y medio de licion, porque los crea.

D. PEDRO.

Lope, hijo, yo soy Don Pedro de Lujan; tú de mi hacienda y de mi casa eres dueño; todo quanto tengo, es tuyo.

D. FERNANDO.

Muy bien me está á mí, el creerlo; mas yo no lo sé, por Dios.

D. PEDRO.

Tu rostro lo está diciendo, que ahun le véo en mi memoria, como lo dexaste impreso.

Pues, señor, dadme los pies.

D. PEDRO.

Los brazos y el alma en ellos te daré. Vamos á casa.

D. DIEGO.

No os acordais de Don Diego Osorio, tan vuestro amigo?

D. FERNANDO.

Todo me parece sueño.

D. PEDRO.

Efecto del mal ha sido.

TACON.

Claro está, que ha sido efecto.

D. PEDRO.

Vamos á casa, hijo mio. No este gusto dilatemos á tu hermana.

D. FERNANDO.

¿Tengo hermanı?

D. DIEGO.

¿Teneis un angel del cielo por hermana, y tambien de ella os olbidais?

TACON.

Eso es bueno.

¿ Pues ha de acordarse de ella, si se olbida de sí mesmo?

D. PEDRO.

¡Rara enfermedad!

TOM.II. PART.II.

Muy rara.

D. PEDRO.

Vén, y sabe, que Don Diego será su esposo y tu hermano.

D. FERNANDO.

De tal ventura me alegro.

D. PEDRO.

Sí , hijo mio : anda acá : vamos. Yo voy loco de contento.

Vanse Don Diego y Don Pedro.

TACON.

Señor, qué dices del caso?

Que me ha admirado tu ingenio, pues lo has dispuesto de modo, que el cojerme á mí de nuevo tu industria, lo ha acreditado, y me dá salida de ello; pues, con haberlo negado, quedo bien en qualquier tiempo. vase.

TACON.

Yo voy, á hartarme de pavos. ¿Qué es pavos? Viven los ciclos, que me han de traher capones, pollas, tortas, y á este vicjo le he de hacer con la memoria, que pierda el entendimiento.

vanse.

Salen Doña Ana con vestido humilde, y Lainez, vejete.

D, ANA.

Esta, Lainez, ha de ser la casa.

LAINEZ.

Si vusancé de aqui pasa, no la puedo seguir; que estoy molido. Basta, el haber venido siguiendo á vusancé desde Sebilla á Madrid, sin traherme por la Villa como cartero, preguntando casas; que vengo echando brasas de los pies por mi vida.

D. ANA.

Yo siempre agradecida, Lainez, le estaré de la fineza; que su honrada nobleza, à haberle yo elegido, para que me acompane, nie ha movido.

LAINEZ.

¿Eso nobleza? Mas de alguna gorra me tiene á mí respeto en Calahorra.

D. ANA.

¡ Ah ciclos , quién pensára, que deste modo yo en Madrid me hallára, y que pudo Doña Ana de Ribera

llegar de esta manera á tener, (¡desgraciada!) por dicha, el ser criada, de quien dudando estoy, que me recibal Mas si mi suerte esquiva permitió, que mi hermano encontrase en mi casa, á quien la mano me habia dado de esposo; y que viese furioso primero los indicios de su agravio, que pudiese mi labio darle satisfaccion, diciendo, que era, quien honrarme pudiera, siendo ya mi marido Don Lope de Lujan, recien venido de las Indias á Hespaña, el que encontró, y con furia tan extraña dexó muerto ú herido, porque de él no he sabido desde la infelíz noche, que al estruendo del riesgo salí huyendo: sin duda, pues no pudo mi noticia descubrirle, ó es muerto, ó la Justicia. le ha preso. El menor mal es, que sea cierto, pues quedo sin honor, si acaso es muerto. Por las noticias que él me habia dado de quién era su padre, me he arrojado, á venir á Madrid, donde es preciso,

que de si es muerto, ó no, venga el aviso; y por saber en todo lo que pasa, he buscado su casa, [mana que me dicen que es ésta. Aqui á su hervengo á buscar. ¡Ay infelíz Doña Ana! ¡Quién á mí me dixera, que con temor me viera, como me veo aqui, desconfiada, de que otra me reciba por criada! Pero ya de allá dentro sale gente al encuentro:

Lainez, vaya, espereme en la calle.

LAINEZ.

Pues ya yo de dormirme tenia talle. ¿Ha estado acaso usancé hasta ahora en oracion mental?

D. ANA.

que busco, sale ya; vayase luego.

Que no se tarde vuesancé, la ruego, y no me haga esperar con este frio; que yo no tengo nada de judío. vase

Salen Dona Inés y Leonor.

D. INES.

Leonor, galán forastero!

¡Y el picaro del criado, o rede qué agudo, y qué redomado! Por estos hombres me muero. ¡Hay cosa como escuchar audi la una mujer á un discreto en cada voz un concepto? Estos hombres se han de amar; que cada dia hallarás en él gala diferente; y el que es galan solamente, es para un dia no mas.

D. INES.

Que me dexó, te confieso, de su discrecion inclinada; mas una mujer honrada de pasar de aqui, fuera exceso.

En la que su honor prefiere á su deseo, este amor ha de ser como la flor, que en un dia nace y muere.

LEONOR.

Yo tambien mi honor presiero, y muere tambien mi amor en un dia como flor, pero la huelo primero. ¿Y en esecto ha de morir este amor?

Fuerza ha de ser, si no he de volverle á ver.

LEONOR.

¿Y al verle?

D. INES.

No sé decir, lo que haré. El riesgo presente, la que es honrada, desprecia; que quien mas promete, es necia, pues el tiempo la desmiente. ¡ Mas quién está aqui!

D. ANA.

Señora,

una mujer desdichada soy, del blason informada, que vuestra casa atesora. Un riesgo me ha sucedido, que contra mi honor resulta, y habiendo de estar oculta, vuestro sagrado he escojido. Mi propia resolucion mi peligro dá á entender; pues no lo puedo emprender sin tener grande ocasion; quando ni soy conocida, ni tengo en peligro tanto mas abono que mi llanto.

Miraá pues, siendo entendida, si es mi mal harto cruél, pues sin abono ú favor, sé, que pretendo un error, y he atropellado por él. En lo que os sabré servir, mientras mi estrella fatal dispone emienda á mi mal, podeis, señora, advertir, al tratar vuestros despojos, quien soy yo; que mi pesar

ahora no os puede dar mas testigos que mis ojos.

D. INES.

Alzad, señora, del suelo; que vuestro hermoso semblante, de quien sois, prueba es bastante; y pues vuestro desconsuelo de mí se viene á valer, no os faltaré; que ahun aqui puedo yo temer de mí lo mismo, siendo mujer. En mi quarto recojida podeis estar, hasta que mi padre licencia dé; que es justo, que se la pida.

El lógro os dé amor, señora,

EN LA CORTE.

que vuestra hermosura esperà.

LEONOR.

¿ Si es esta carantonera de las que se usan ahora, que entran con harengas tales, para llevarse un vestido debaxo de otro escondido, como zapatos papales? ¿ Y qué sabrá hacer usté, si se compone la fiesta?

D. ANA.

En una casa como ésta quanto se ofrezca, sabré.

LEONOR.

¿Y cómo ha nombre?

Lucía.

LEONOR.

¿Es la que salió al corral?

D. ANA.

De todo he salido mal.

LEONOR.

Pues ésta muy bien salía. Mas, señora, mi señor.

D. INES.

Entraos á mi quarto pues, hasta que os llame despues.

D. ANA.

Espero vuestro favor.

LEONOR. 1...

Venga sin miedo.

D. ANA.

Me espanta

en todo la suerte mia.

LEONOR.

Pues á fé, que la Lucía no tiene ojos para santa. 100 vanse.

Salen Don Pedro, Don Fernando, Don Diego y Tacon.

D. PEDRO.

Entra, Lope, á ver á Inés; que es tanto el contento mio, que divertido en mirarte, en llegar me he detenido. El es mi mismo retrato.

D. INES.

Valgame el cielo. ¡Qué miro! ¡Mi padre, y el forastero aqui con tal regocijo!

D. PEDRO.

Inés, abraza á tu hermano: Lope es, el que vés.

D. FERNANDO.

Qué miro!

Tacon, ésta es la tapada de la Iglesia.

TACON.

Bueno: lindo.

Eso es huevos y torreznos.

D. PEDRO.

¿Cómo está tu amor remiso? ¿No le llegas, á abrazar?

Señor, como no le he visto otra vez, porque él se fue, siendo yo niña, esto ha sido extrañeza del recato.

D. FERNANDO.

Yo soy, señor, el remiso. Dadme los brazos mil veces; que el alma y el albedrío os doy en ellos.

TACON.

Y cómo.

¿ Señores , quién habrá visto hombre con tanta ventura, que él abrazar sin peligro pueda á su dama , delante de su padre y su marido?

D. FERNANDO. ¿Pues cómo con tal tibieza me recibes? ap.

| 252        | EL PARECIDO         |          |
|------------|---------------------|----------|
|            | D. INES.            | I no I   |
|            | No ha podido        | 11 51    |
| tan de re  | pente con vos       |          |
|            | hermano el cariño.  |          |
|            | D. PEDRO.           | 01_[     |
| El irá en  | trando despues:     |          |
|            | hora, hijos.        | 0.2.     |
|            | go, vamos los dos;  | 11.      |
| que es me  | nester, prevenirnos |          |
| de regalo: | s para Lope.        | - 11/2/  |
|            | TACON:              |          |
| Trayganl   | mucho tocino,       | C 11/3/3 |
| que lo co  | ome bravamente. 1   | in tiza  |
| -          | D. DIEGO.           |          |
| Señora, e  | l parabien mio      | 17       |
| recibid de | la ventura. "1      | M.E.     |
|            | D. INES.            | 1 .10    |
| Yo como    | tal le recibo.      |          |
|            | D. PEDRO.           |          |
| Despues 1  | Lope os le dará     |          |
| en siendo  | de Inés marido.     | 15-10    |
|            | nmigo, Don Diego.   |          |
|            | D. FERNANDO.        | 141      |
| Esto es n  | nalo, vive Christo. | i aliq   |
|            |                     |          |

TACON. (
¿Pues no es peor para el otro?

D. PEDRO.

Inés, vé tú, á prevenirlos

el quarto.

D. INES.

Ya te obedezco.

D. FERNANDO.

Señor, espera.

TACON.

De olbido

es menester algo aqui.

D. FERNANDO.

Ah señor?

D. PEDRO.

¿ Qué dices, hijo?

D. FERNANDO.

¿Cómo se llama mi hermana?

Inés.

vase.

D. FERNANDO.

Ah, sí: Inés. Me olbido facilmente.

D. INES.

¿ Qué me quieres?

D. FERNANDO.

Entrar adentro contigo, y que vuelvas, á abrazarme.

D. INES.

Hermano, interés es mio. Toma los brazos y el alma. TACON.

Aprieta, pleguete Christo, pues tienes dispensacion.

D. FERNANDO.

¿ Me quieres mucho?

D. INES.

Te estimo

como hermano.

D, FERNANDO.

¿Y no mas de eso?

D. INES.

¿Pues qué mas?

D. FERNANDO.

Yo soy mas fino.

D. INES.

¿Pues por qué?

D. FERNANDO.

Porque te quiero:::

D. INES.

¿Cómo?

D. FERNANDO.

Como á dueño mio.

D. INES,

Pues yo á tí:::

D. FERNANDO.

¿Cómo me quieres?

D. INES.

No sé explicar mi cariño;

porque antes que como hermano, como galan te habia visto.

D. FERNANDO.

Pues quiereme de ese modo; que á mí me pasa lo mismo.

D. INES.

No puede ser.

D. FERNANDO.

¿Por qué no?

D. INES.

Porque este amor es distinto.

D. FERNANDO.

Truecale tú.

D. INES.

¿Cómo puedo?

D. FERNANDO.

Como yo lo hago contigo.

¿Y á qué fin?

D. FERNANDO.

Al de quererte.

D. INES.

Tiene eso mucho peligro.

D. FERNANDO.

¿Pues en qué?

D. INES.

Vamos, Don Lope.

EL PARECIDO

D. FERNANDO.

Entra pues ; que ya te sigo. ¡Qué linda hermana que tengo.

D. INES.

¡Jesus, qué hermano tan fino!

Bien puedes enamorarla; que todo entra en el olbido.



## JORNADA SEGUNDA.

## 李子不不必不不必不不

Salen D. Fernando y Tacon vestidos de gala.

D. FERNANDO.

Fingir mas, no he de poder; que es muy de veras mi amor.

Por San Francisco, señor, que no lo eches á perder.
Mira aqui, quán bien tratado, rico, galan y lucido, te trahen ayroso y vestido, y ahito de regalado; quando ayer los dos nos vimos muertos de hambre, y desdichados, tan de los Desamparados, que sarna tener pudimos.

D. FERNANDO. ¿ Si sé, que Inés me querrá, no es lo mejor, declararme, y logrando esto, casarme?

TACON. Sabes, si el viejo lo hará?

TOM.II. PART. II.

Y, quando hacerlo, le quadre (que yo en pensarlo, me alegro) para qué has de hacerle suegro, si le tienes suegro y padre?

## D. FERNANDO.

Yo no puedo reprimir, lo que á Inés el alma adora.

TACON.

Señor, que no es tiempo ahora; porque lo has de destruir. ¡Cierto, que eres desalmado!

D. FERNANDO.

¿Yo?

TACON.

¿Despreciar por los dos el bien, que nos hace Dios, no es grandisimo pecado? ¿Teniendo mesa tan buena, quieres perderla atrevido? Ya un pecado has cometido en la Bula de la Cena. ¿Tú no te estás divertido todo el dia con tu Inés? ¿No la enamoras despues con la capa del olbido? ¿Ella no dá á todas horas, de quererte, testimonios?

EN LA CORTE.

¿ Pues hombre de los demonios, quieres arrope de moras?

D. FERNANDO.

¿ No ves, que su padre está sus bodas apresurando con Den Diego, y no sé, quándo, segun la priesa se dá, para matarme, serán?

TACON.

¿ Pues tú, que podrás, no es llano, estorvarlo, como hermano, mejor que como galan?
Porque el engaño está urdido con empeño y con rescate; pues qualquiera disparate lo atribuyen al olbido.

D. FERNANDO.

Quando lo pueda estorvar (pues eso es facil de hacer) ¿ qué salida ha de tener mi amor, ó en qué ha de parar?

TACON.

Procura tú con cuidado una ocasion.

D. FERNANDO.

¿Y al tenerla?

TACON.

Procurar enternecerla

260 EL PARECIDO a cuenta de lo olbidado: y como el daño se vea, en tomando posesion, entra la declaración,

quando el viejo la desea.

D. FERNANDO.

¿Que durar puede, haces cuenta, mucho el engaño á ese tono?

TACON.

¿ Qué ? ¿El padre? Yo te le abono, hasta el año de noventa.

D. FERNANDO.

¿Y si sucediese, que venga el hijo verdadero?

TACON.

Mas hijo entonces te infiero.

D. FERNANDO.

¿Cómo?

TACON.

Yo te lo diré:
Quando este mozo se fue
de aquella edad que tenia,
contigo se parecia,
tanto, como ahora se vé.
De un retrato, que quedó
aqui de él, á tí han sacado;
que ellos bien se han engañado,
porque me he engañado yo.

Catorce años de mudanza, que ha qué este mozo ha partido, ya le habrán desparecido; con que tú la semejanza tienes de aquel parecer, que dexó á todos acá: y á él, que con otro vendrá, se le han de desconocer. Con que á tí te harán regalos, y á él le enviarán á Pavía; y, si en ser hijo, porfia, le han de derrengar á palos.

D. FERNANDO.

¿ Si él dá señas, su aprension, no es forzoso, que se tuerza?

TACON.

¿ No vés, que tienen mas fuerza los ojos que la razon? Porque con lo parecido, tiene el viejo tal debate, que ha tragado un disparate tan grande como el olbido.

D. FERNANDO.

¿ Qué te ha pasado hoy con él? TACON.

Ya te lo voy á decir; que es cosa, que hará reir al Rey Don Pedro el Cruél.

Lastimado él de tu olbido, dolor que al alma le apunta, de Medicos hizo junta en casa de un conocido. Para Relator á mí del caso allá me llevó; entré en la tal casa yo, v dando con ellos, ví tres hombres en un salon, rucios, pues ya encanecian, cuyas barbas parecian cortaderas de túrron. Propuesto el caso de espacio de tu oibido, el parecer de uno fue : no puede ser; y otro dixo: es implicatio: ¿Cómo implicatio? á los dos dixo el viejo, puesto enmedio: usted mire si hay remedio; que ello es verdad, juro á Dios, y haganle alguna receta. Dixo uno: hac est insania. Yo dixe: ni es Ananía, ni Azaría , ni Profeta. Dixo otro desde el cadahalso: tal mal, no es posible, que haya; si hubiera demencia, vaya; mas sine dementia es falso.

Otro (aqui mi risa viene) muy panzudo entre los dos, dixo entre regueldo y tos: ¿en aprendiendo!, retiene ? Ach a . It No, señor: respondí yo; que ahun á veces se ha olbidado de mí, que soy su criado. 21 1770. El las cejas estiró, y dixo: echenle en las ollas mas verdura; y desde aqui, coma leche. Y respondí: no la come sino en pollas. Fueron los tres con licencia á consulta; este fue el vicio; que, al verlos perder el juicio, perdió el viejo la paciencia. Y arrojando un juramento, dixo: vayanse á una noria. ¿Cómo han de curar memoria, hombres sin entendimiento? Fuímonos; con que tu olbido, mientras es mas imposible, lo tiene él por mas creible, en fé de lo parecido. Con que, si no te regala," 1 16 (1) ó hace algo, que no te quadre, de qua puedes olbidar, que es padre, 2, 7,1,1y enviarlo noramala.

D. FERNANDO, II WEST OFF

El viene.

TACON.

al nombre, que me he mudado.

D. FERNANDO.

¿Cómo es?

TACON.

Cerote. Cuidado; que ingrediente es del Tacon. Sale D. Pedro.

D. PEDRO. III OF

Cada vez que á Lope dexo, vuelvo á verle con dolor.

Qué haces, Cerote?

TACON.

Señor?

Gran memoria tiene el viejo.

D. PEDRO. De de care 3

No hallan remedio á este daño en amordos Medicos,

D. FERNANDO.

¿ Quién entró?

D. PEDRO.TT.

¿ Pues no has visto, que soy yo? p mo

TACONOD " TOTAL TOTAL

in the second of the second

Tu padre es.

EN LA CORTE,

D. FERNANDO.

¡Oh padre mio!

D. PEDRO.

¿Hijo, quieres que salgamos? Elige tú, donde vamos.

¿ Quieres al prado ó al rio?

D. FERNANDO.

¿ Qué decis?

D. PEDRO. Que te esperaba.

D. FERNANDO.

Vamos á comer, si es hora.

D. PFDRO.

¿Pues no hemos comido ahora?

Es verdad; no me acordaba.

D. PEDRO.

¡ Vióse tan notable exceso! Hijo, á darme penas, vienes.

TACON.

Bien haya el alma que tienes. Olbidate mucho de eso.

D. PEDRO.

¿ Quieres comer?

TACON.

Dí, que sí.

D. FERNANDO.

¿Pues, para qué, si lo digo?

TACON.

¡Cuerpo de Christo conmigo! Olbida algo para mí.

D. FERNANDO.

Donde quisieres, los dos podemos, señor, salir; que yo no puedo elegir, donde estubieredes vos.

D. PEDRO.

Inés viene aqui : sepamos, si ella tambien salir quiere; y á la parte que escojiere, pedemos ir juntos.

D. FERNANDO.

Salen Dona Inés y Leonor.

D. INES.

Leonor, ya temblando voy de mi loco desatino; que yo tambien imagino, que me olbido, de quien soy. Yo tengo amor tan tirano á mi hermano, que le adora mi fé.

LEONOR.

No es mucho, señora; que es muy buen mozo tu hermano. D. INES.

Aqui están mi padre y él. Yo he de perder el sentido, si de este amor no me olbido.

TACON.

Señor, aqui entra el papel. Entablalo desde ahora, lo que despues has de hacer.

D. FERNANDO.

¡ Qué hermosisima mujer! ¿ Es de casa esta señora?

D. PEDRO.

¡Jesus, qué gran desatino! ¿No vés, que es tu hermana Inés?

D. FERNANDO.

Perdoname, hermana; pues que tan bella te imagino, que no pienso, que es verdad, siempre que te llego á ver, que, siendo hombre, pueda ser hermano de una deidad.

D. PEDRO.

¡Qué cortesano y qué atento se disculpó!

TACON.

Aquesto es gloria.

D. PEDRO.

Lo que perdió de memoria,

le creció de entendimiento. Del dolor llevar me dexo, quando el alma lo imagina.

TACON.

Mientras él mas desatina, mas lo vá creyendo el viejo.

D. PEDRO.

¿Hijo, de ese olbido en tí, qué siente tu entendimiento?

D. FERNANDO.

Yo, señor, bueno me siento, y nada me aflige á mí.

D. PEDRO.

Ahunque es tanta pena, el verle, esto me alivia tambien.

TACON.

Mientras él comiere bien, no tiene usted, que temerle.

D. INES.

Señor, del mal de mi hermano, yo he inferido (á Dios pluguiera, que nunca mi hermano fuera, para ser mi amor en vano) nada con el tiempo dura, y que tendrá cura, siento.

TACON.

Pues hagase el casamiento, y verán, qué presto hay cura.

D. PEDRO.

El, si dexa de mirar á uno, si no hay, quien le acuerde, aquellas especies pierde, y no las vuelve á cobrar. Tú, si allá tubiste cuenta, de qué el-medico infirió, que las especies perdió? TACON.

De navegar con pimienta. D. PEDRO.

De eso el mal le daria alli. Mas cómo este mal le dió?

TACON.

Eso es, lo que no sé yo.

D. FERNANDO.

¿Señor, qué hacemos aqui? Nos quedamos hoy sin Misa?

D. PEDRO.

5 Misa á las tres de la tarde?

TACON.

Yo pienso, asi Dios me guarde, echarlo á perder de risa.

D. PEDRO.

Hija, quedate con él; que temo, que me ha de dar un gran mal este pesar. Hay delirio mas cruel!

De gastar mi hacienda trato; y por no ver lo que pasa, he de traher á mi casa todo el Proto-Medicato.

vase.

5-1.1.5

D. FERNANDO.

¿Vase mi padre enojado, ó he dicho algun desvarío?

D. INES.

No es enojo, hermano mio; que antes se vá lastimado.

D. FERNANDO.

Pues sentemonos tú y yo. Vén, hermana; que contigo tengo yo el cielo conmigo. ¿ Quieres?

D. INES.

¿Digo yo que no?

Vén pues.

D. INEŚ.

Que permita el cielo,

que á esta tan loca pasion dé mi hermano la ocasion! Que me he de perder, recelo.

D. FERNANDO.

¡ Qué lindas manos que tienes! ¡ Hase visto tal blancura! Lo mejor de tu hermosura son ellas.

D. INES.

Siempre tú vienes lisonjero. Ay ansias mias!

D. FERNANDO.

Besartelas, no resisto.

TACON.

Si esto haces, pleguete Christo, ¿por qué pides gollerías?

D. FERNANDO.

¿ No será bien, que los dos en enamorarnos, demos?

D. INES.

Pues siendo hermanos, podemos?

P. FERNANDO.
¡ Qué dices! ¡ Valgame Dios!
Es tanto lo que te quiero,
que cada vez que me olbido,
de que tú mi hermana has sido,
al oírtelo, me muero.

D. INES.

Dexa esa aprension tan vana.

D. FERNANDO.

Este olbido es gran rigor.

D. INES.

19 4.174

¿ No se te olbida el amor, y se te olbida lo hermana? TACON.

No has oído una coplilla de Gil, que eso contradice, pues le culpas.

> D. INES. ¿Y qué dice?

Escucha la redondilla.

Di, por qué no dás un medio,
que remedie tu pesar?

Era el remedio olbidar,
y olbidosele el remedio.

D. FERNANDO.

A la culpa, que me impones, con ella he de responderte; oye, que satisfacerte quiero en las mismas razones. Entre el corazon flechado, y la memoria perdída, una question se ha formado; él te quiere, ella te olbida, con que la lid se ha travado. El corazon dice, pues, que hay un medio, que es remedio; y ella le arguye despues. Si un medio el remedio es, dí, por qué no dás un medio? El medio es, que el corazon

que eres mi hermana, senacuerde; mas siendo de ella esta accion, la memoria ; que te pierde, 20 on ......! le dá luego esta razon. mem de la No es medio para tu fuego (n Linio . ! que yo lo llegue á acordar; o sin o eq pues, si te quito el sosiego, has menester otro luego, ip reme 15 que remedie tu pesar. Solanti a b eci Viendo el daño la razon de fuego tanuencendido. en tan injusta pasion siendo culpado el olbido, Sup 1917 rine solo al corazon. El dice, ¿ yo qué he de hacer? La memoriachas de culpar, no con ?; que, temiendome ofender, 197; Sello 115 pensó, que para querer, era el remedio polbidarion nos alle; La razon condenó luego, p no many ou que la memoria en la fragua, á costa de mirsosiego, a zaud j landi eche del acuerdo el agua seq ausis i para apagar este fuego. and iso sup Ahunque perdiese mi gloria, quel coll si executase este medio, fuera mi salud notoria; 111 mas faltóme la memoria,

| 274 EL PARECIDO                      |
|--------------------------------------|
| y olbidóseme el remedio. all 1 sup   |
| Este no es discurso, cielos, ap. d   |
|                                      |
| que sin memoria se hace. ogali lo el |
| La duda me satisface,                |
| pero me dá mas recelos.              |
| TACON.                               |
| ¿Leonor, quieres que hermanemos      |
| los dos tambien?                     |
| LEONOR IN THE MAIL                   |
| ¿ Para qué?                          |
| TACON, FRAME PER PO                  |
| ¿Para qué? ¿Pues no se vé?           |
| Porque nos enamoremos.               |
| •LFONOR.                             |
| ¿Luego enamoran tambien matter a I   |
| los dos? Pues no es grave error lonp |
| TACON." " WHEELER!                   |
| ¿Pues con fraternal amor,            |
| no pueden quererse bien?             |
| LEONOR. THE WAR                      |
| ¡Jesus! ¿Pues no los atajas?         |
| Y ahun por eso he reparado,          |
| que está tan embelesado              |
| Don Lope. I will midA                |
| TACON.                               |
| Pues ella si pajas.                  |
| 11.18 13.11                          |

. LEONOR.

Yo he de estorbarlo: no meta el diablo algun medio en esto.

TACON.

Dexalos tú; que el incesto no le toca á la alcahueta.

LEONOR.

¿Señora, aquella criada se ha de estar siempre escondida?

D. INES.

Ah, si, Lope, por tu vida me hagas un gusto.

D. FERNANDO.

Enojada

dexas á mi obligacion. ¿Tú pedirme, has menester, lo que por tí debo hacer?

D. INES.

Yo te estimo la atención. Yo recibí una criada, because porque sabe hacer milicosas, de las que se usan curiosas: es discreta y muy honrada, y gustaré, de tenellación que quiero que, si no te olbidas, licencia á mi padre pidas; que no me atrevo sin lella.

## D. FERNANDO.

Cierto, Inés, que me has recorrido. N ¿De eso estás embarazada la oldesta la Venga luego esa criada; dí, que yo la he recibido. in colazo di

Leonor, á Lucía luego trahe aqui.

LEONOR.

ya voy, señora; mas no puede ser ahora, 70 1 de al. porque viene aqui Don Diego. 2011 m.:

¡Cielos, que con este hombre; ap. sea el casarme forzoso, do im à estado y que haya de ser mi esposo, do im à estado quien me asuste ahun con el nombre!

Todo el color ha perdido mas cap. al oírle, antes de verle; and idior of indicio es, de aborrecerle. des summer Tacon, gran dicha he tenido.

D. FERNANDO.

TACON. II 13 137

Eso de Tacon non entiendo. ALLE 10 7 2 3 No soy. Cerote, tontón? Superior de la con el tacon el caron de la con conoccan el remiendo? Con ou superior de la consecuencia de la conoccan el remiendo?

D. FERNANDO.

Que me ama, no hay que dudar.

; tib top , 'TACON. (bi)

Pues si eso tienes, qué pides? Una tarde, que te olbides, te la puedes merendar.

Sale Don Diego.

D. DIEGO.

Ya, cielos, logran mis dichas, quanto mis ansias desean. Pues, Don Lope, hermano mio, hallete vo en hora buena, quando, por haber logrado, lo que missuerte concierta, hermano llamarte puedo; que hermano soy:::

D. FERNANDO.

Inés bella,

quién es este caballero, que tanto nos hermanéa?

Es Don Diego. cairirein no da 1

D: DIEGO. I De Francisch

Qué pregunta?

D. INES.

Nos os conoce. Toy, TH A.

¿ No le he dicho á usted, que diga, quién es, quando á verle venga, ó que trayga sobrescrito ? . Direction de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra

D. DIEGO.

Don Lope, amigo, yo soy color, Don Diego Osorio, quien llega, on the á lograr dicha tan alta, I noch molt que ser vuestro hermano espera, oto la y esclavo de Doña Ines; 2007 anima s porque estando ya dispuesta im oup la voluntad de Don Pedro, longer sel solo, que el Nuncio supliera mund nuestras amonestaciones, faltaba, y la diligencia vengo yo de hacer ahora; 20 20 0000 porque esta noche ser pueda otata aco dueño felíz de esta dicha-Y ahora en albricias de ella! de besar su hermosa mano, os pido justa licencia.

Ay Leonor, yo estoy mortalled and

O LEONOR. .C

A esto no hay mas de paciencia.

D. FERNANDO.

Qué es esto, Tacon!, or living

Pues eso

no se vé, en lo que desea? El trahe priesa de novio.

D. FERNANDO. 19

Vive Dios; que, si se acerca, para besarla la mano, le he de romper la cabeza.

D. DIEGO.

No decís nada, señora? Mas suspension tan modesta debiera yo agradecer.

debiera yo agradecer.
Claro está, que dais licencia,
de que, yo os bese la mano;
y el no decirlo, es modestia
del recato, que yo estimo;
y asi, la de vos supuesta,
con licencia de Don Lope:::

D. FERNANDO.

Tened, tened con la vuestra.

D. DIEGO.

¿Pues licencia no me dais, de besar su mano bella?

- I do i do ii e

D. FERNANDO.

No; que primero soy you on one A) .OD. DIEGO .. CI

No es posible, que os entienda. TACON!

Que ha estudiado en Alcalá,

y fue primero en licencias no la con .D. DIEGO. 600 THE U II

Ahora lo entiendo menos. Don Lope, pues qué os arriesga en que yo bese la mano l sira de araq á mi esposa, quando es ciertas bod si la boda para esta noche?

D. FERNANDO.

Mas supension in the selection of the se

D. DIEGOTTES OV SEIdab

No se os acuerda, de que yo he de ser su esposo, pues vuestro padre lo ordena?

D. FERNANDO, OF THE LAD ¿ Pues para qué estoy yo aqui?! . ils 🗸

LEONOR. OD LICA TO ¡Ay Virgen de la Cabeza! Tu hermano quiere casarse

€ontigo.

e D. INESM EXTERNATIONS

Olbidarle dexa, and ab Leonor, que mi hermano aqui

que, si no fuera por él, do arrang me hubiera caído muerta. emilios

Don Lope, de no entenderos, de el alma tengo suspensa.

D. FERNANDO. S. H. Pues vo bien claro os be hablado.

Pues yo bien claro os he hablado.

¿Pues vos os casais com ella?

Don Diego, no nos cansemos; que ahunque Dona Inésalo quiera, no ha de casarse con vos.

¿ Leonor, hay dicha como ésta? La vida me dá este hermano.

LEONOR. C

D. DIEGO. To. The

Suspensa
tengo la voz', y el enojo, de orici
Don Lope, á vuestra respuesta:
porque, si es inconveniente rov
para vos ó vuestra herencia; es de que se case Doña Inés

antes que vos, ser pudieraldo esta nos la respuesta de otro modo; on esta per mas decirme con soberbia, ariente de que no ha de casar conmigo, es, injuriar mi nobleza; de per la nocle y vive Dios, que á no estar mode la lués aqui, á quien respetar mi amorby veneracion, moid o esta tomára yo de esta ofensa la satisfacción que deboso so so esta sura;

## D. FERNANDOL

Pues si os nembaraza rella, e ogod nod guiad, donde no os estorbes pund sup

Pues seguidme en hora buena.

¡Ay, cielos! Detente, hermano.

Sueltame, Inés; que es baxeza, noi or no castigar su osadía. , o un ana con mas gu pos pos posicios de la proposición de

Soltadle, señora, y venga.

## TACON.

Don Lope, a cogato de la side de la servicio de la comportante de la comportante de la composition del composition de la composition de la composition de la composition del composition de la c

Sale Don Pedro.

.d. D. PEDRO.

al Lori la Qué es esto! 100

TACON.

¡Jesus! Perdióse ala hebra: todo aqui se desbarata.

D. DIEGO.

Señor Don Pedro, la ausencia trueca á los hombres. Don Lope mas mi amigo, pensé, que era; y vos pudierais decirme, quando él vino, sin ofensa, que no me casaba; y no empeñar mis diligencias, para quedar desayrado.

Pero de vos con la quexa me satisfago; y Don Lope escusar esto pudiera.

D. PEDRO.

¡Qué es esto, Lope!¡Qué es esto, Inés!¡Qué palabras necias son, las que dice Don Diego!

TACON.

Señor, esto se remedia, con disparatar aqui hácia el olbido con ella; que yo te sacaré de ello. D. FERNANDO,

Señor, es la desvergüenza mayor, que he visto en mi vida. Entro aqui, y en mi presencia, la quiso besar la mano.

Si es su esposo, bien pudiera. (), obci D. FERNANDO.

¡ Cómo su esposo; señor! mall roind ¿ Pues de mí, qué hacer intentas?

¿Pues qué he, de hacer yo de títy y

D. FERNANDO. GMORUP

¿Yo no me caso con ella? roa sup

¿Cerote, no se lo acuerdas?

Señor, harto lo trabajo;
mas no hay diablos, que le metan,
por mas que esté mazeando, esta hermana en la cabeza.

¿ Pues tú, Inés, esto á tu esposo advertirle, no pudieras? ¿ Tan poco su amor estimas?

Yo, señor, quererle, es fuerza.

of D. FERNANDO. Comeiv sund

Pues, ingrata, falsap, fiera, a on cont, tirana ede mis sentidos, a medal al a hechizo de mis potencias:: medo mis

¡Lope, qué es esto! ¡Qué es esto!

TACON. Just yell;

¡Ay; que ahora se me acuerda!

En qué estado está esta luna? 20 0%

Ahier entro luna mieva. .. , 2019 5717

Shor, d him sorder de la son son os nari nos nari nosquesta.

.ORGIE . Sí.

Lope, hijh, sool

Pues de Lope no hagais cuenta; o se on hasta que entre la menguante. 20 on ...

...D. PEDRO.

¿Pues por qué? ? if ing sib cle;

TACON.

que le dió el mal presesta luna q yesta le entra con tanta wiolencia, sur sur que hace en ella mil locuras.

D. PEDRO.

¿Ahora me dás esas nuevasiges di Lil

Lope viene, á darme muerte.

Como c co . NOSAT :

¿Pues no es bien, que te lo advierta? En la Habana abrió, ahora un año, mir á un Clerigo la cabeza, an an oxado de porque le iba á confesar.

utz D. PEDRO. U . 990 1;

¡Hay desdicha como ésta!

D. FERNANDO. 15: /A.

No os canseis, señor; que ese hombre i, no se ha de casar con ella, vive Dios, ú he de matarle.

TACON:

Señor, el humor le lleva, le la 2013 o nos hará aqui pedazos.

D. PEDRO.

Lope, hijo, tu gusto sea: no se casará tu hermana, and ob sour sino es, quando tú lo quieras. up ascad

D. FERNANDO.

Me dás palabra? Sur nog coults

D. PEDRO.

.stf: Sí doy.

Hay para un padre mas penal de sup Sale un Cartero con cartas, y una en l la mano.

CARTERO.

Ha de casa.

evinte DipPEDRO. ic is Leonor , mira; 676 la que hacia mi bijo ama lup al CARTERO leyendo. chi alauTres quartos vengan. A Don Pedro de Lujan, 14 . G en la calle de la Reyna. Sozo is o o; De Toledo. Out of ASHOU TLEONOR. claud Es una carta, asimili o unit criti; o.ondag .dia. lue. Pagala. served chusids H LEONOR. The y selection sa san anoMi faldriquera, on say . . . no puede. ed et , lo be about on TACON pagando. 10 121 1 11 -on what Youtengo quartos: a sup . and tome usted que el trago espera. the sale of concartero. in oh rung a on Dios guarde à vuesas mercedes. vase. m. Is arts. DiosnosArade. De estos hay uno, que dexa de las cartas, que vá dando, un posteleni cada taberna.b os upo 7; D. PEDRO despues de haber abierto y leido la carta d'alte ange Vióse tal bellaquería la el on la leg Algun picaro es, que intenta,

288 EL PARECIDO

viendo el dolor, en que estoy, acrecentarme la pena.

Y á la que hacia mi hijo amell adirp

es parecida da detra la denada.
En esto se végrque es burla.

D. FERNANDOS orboq med A

De wiedo.

D. PEDRO.

Una desvergüenza de alguien, que de mí se burla en la carta; oyelo en ella. lee.

Padre y señor mio: Habiendo tantos años, que no sabeis de mí lahun que he querido avisar de Sebilla, lo he suspendido, por escusaros la pesadumbre de unas heridas, que me dieron en aquella Ciudad; ahora llego á Toledo, y siendo noche de estafeta, no he querido dexar de lograros la alegria, de que estaré en vuestra casa tan presto como la carta. Dios os guarde.

De capol hay un. . . . dona dona de un carras. odnan nathadlo.

¿Y aqueso decis, que es burla ? q nu La burla ; señor es ésta, o a que estais haciendo de mí; pues como la carta muestra, lu coiV; teniendo hijo; me quereis rasiquamenta.

| EN LA CORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| hacerme a mi hijo por fuerza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 - 2   |
| y vive Dios, que es engaño,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /         |
| que en la Corte no pudiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1600      |
| haberse hecho con un negro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vase.     |
| D. PEDRO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Qué dices, Lope! Hijo, espera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pat       |
| Cerote, apriesa le llama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 60      |
| TACON I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 13      |
| Por Dios que la basta de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.23      |
| Por Dios, que la has hecho buena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| Sabiendo, que es la creciente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Piu       |
| le vás á dar esa nueva? roz rums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ng of     |
| Mas habré de trabajar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| en que por padre te crea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| que en los Artículos ya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s tella   |
| D. PEDRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Siguele, Cerote, apriesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| y tranele a casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.0      |
| TACON, THE STATE YAS YOU, A SECOND CONTROL OF THE YEAR |           |
| Yanvov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - :       |
| señor. ¡Quál el viejo queda! a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.        |
| No le sacarán del casco, e muid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1/ T    |
| que es su hijo mi amo , ahunque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erenoră.  |
| su hijo y los de la Barbuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | venga     |
| D PEDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rase.     |
| Si esto, Inés, no se remedia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2011      |
| este mozo ha da matamati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| este mozo ha de matarme.inv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17        |
| Dever que es D. INES. OFFICED,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 C 9 (3) |
| Dexar, que se pase, es fuerza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 L. T    |
| TOM.II, PART.II. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

290 EL PARECIDO

esta creciente de luna, propositione en ella, propositione en ella, propositione en ella, propositione en ella, propositione esta creciente de luna, propositione esta creciente en ella, propositione esta concederate en ella, propositione ella, el

D. PEDRO.

Dices bien: y pues su tema es, de casarse contigo, di tú, que estás muy contenta, de que haya de ser tu esposo.

D. INES.

Pluguiera Dios, que de veras ap. lo pudiera ser.

LEONOR.

ahora es ocasion, que puedas, pedir licencia á tu padre, porque es lástima, que tengas aquella pobre mujer encerrada, sin que vea, ni hable á nadie de la casa.

D. INES.

Dices bien. Señor, quisiera, que una merced me otorgases.

D. PEDRO.

En sabiendolo, está cierta.

D. INES.

Me ha venido una criada, que es, quanto el gusto desea para la comodidad

EN LA CORTE,

de una mujer de mis prendas, y quisiera recibirla, si tú me dieses licencia.

D. PEDRO.

¡Jesus ¡ que venga al instante.

D. INES.

Pues, Leonor, entra por ella.

Aqui está en ese aposento. Lucía, salga acá fuera.

Sale Dona Ana.

D. ANA.

!Cielos, si pone mi suerte en mi mal alguna enmienda, que ahunque he estado tan cerrada, quando Leonor sale y entra, de las palabras que dice ha inferido mi sospecha, que está Don Lope en su casa! Mas, porque ella no la tenga de mí, preguntar no he osado.

D. PEDRO.

Vengais muy en hora buena, Lucía, á servir á mi hija; que teneis linda presencia, y de mujer recatada,

D. ANA.

Señor, ahunque asi mi estrella

me trata, soy bien nacida: un sau ab

D. PEDRO.

D. INES.

Ya, Lucía, en casa quedas.

D. ANA.

D. INES. A DIPLOMATION OF THE PROPERTY OF THE

No estés de aquesa manera. La para Entra conmigo, Lucía. Apara loco, qué intentas! Apara Este hermano ha de ser causa:::

Mas no me entiendo á mí mesma.

D. ANA. 10 Page 7 . In ab

Cielos, si está aqui Don Lope, todo mi mal se remedia. vanse.

Salen Don Felix y Don Lope de camino.

D. LOPE. JE THE JULY

Don Felix de Guzmán, ésta es mi casa: aqui de lo que os pasa produce de la casa:

en vuestra pretension me dad aviso; que pues el cielo quiso, que en el camino yo haya conocido amigo como vos, agradecido seré á mi buena suerte, en seros firme amigo hasta la muerte. Ya que mi esquiva estrella, quiso que ausente de una dama bella, que no sé, dónde está, venga muriendo, el amor y la pena resistiendo::: No quiero decir, que era ap. Doña Ana de Ribera, porque, siendo Don Felix de Sebilla, es fuerza, conocerla, y permitilla no quiero aqueste agravio; que no es acuerdo sabio, quando no sé el suceso de su peligro, y puede haber exceso, que me obligue de nuevo, á no poder pagar, lo que la debo. D. FELIX.

Don Lope, vuestra casa ya he sabido, y vos por mi posada habeis venido, que es aqui junto al Carmen. Pues el ciclo quiso, que allá en Sebilla en vuestro duelo, no habiendoos conocido, no asistiera, en Madrid ha de ser de otra manera; porque, sin veros, no ha de pasar dia. D. LOPE.

Pues que la suerte mia la company de tan graves heridas ha querido, que bueno me halle ya, y convalecido, yo os doy palabra de ello.

## D. FELIX.

Yo ignoro, el que os hirió; pues el sabello, nada me importa, no os lo he preguntado, porque os he visto en esto recatado.

### D. LOPE.

Es, Don Felix, el caso, de que el honor está pendiente acaso de alguien que me está mal, que esté agraviado,

y por esta ocasion os lo he callado; y porque ahunque conozco á quien me ha no soy de él conocido, [herido, porque, sin sabergél, con quién reñia, mató al mayor amigo que tenia, por cuyo riesgo pude yo obligarme, á esconderme en Triana, hasta curarme, sin que de él saber mas haya podido; pues por mi amigo estoy tan ofendido, que si yo le encontrára, á matarle, el enojo me obligára.

#### D. FELIX.

Don Lope, los amigos, que lo fueren, no han de saber, lo que callarles quieren.

Quedaos con Dios; que vos tendreis ahorabuen rato con un padrei, que os adora, tras tanta ausencia, sin haberle dado nuevas de vos.

A Dios, amigo mio.

Yo voy á mi posada con cuidado, porque hoy en Madrid, hallar confio, mi amigo Don Fernando de Ribera, que de alguna quimera la ocasion de Sebilla le ha trahido, y á Madrid, me dixeron, que ha venido. vas.

D. LOPE.

Cielos, tras tantos años, cierto es, que á todos he de hallar extraños: yo he de probar, si alguno, me conoce; mas fuerza es, que me emboce, porque dos hombres entran en mi casa; asi saber espero lo que pasa.

Salen Don Fernando y Tacon.

D. FERNANDO.

Dexame ya con tan pesada harenga.

TACON.

Señor, viven los cielos, que ahunque venga una ristra de hijos, no es posible, que tú dexes de serlo. Estás terrible. Además, que no puedes, si es tu intento, hacer el casamiento, de la 20th us si sales de su casa. Le un mos oren nomi

¿Quieres, que á un desayre me aventure: pues no es posible, que el engaño dure, en viniendo su hijo?

Cierto, que estás prolixo.

No saldrá el viejo ya de la quimera, ahunque el mismo hijo pródigo viniera. Con aqueste furton, que ahora has hecho, quedas tú siempre bien, y él satisfecho; porque despues del caso averiguado, siempre puedes decir, que lo has negado; y si esto no te mueve, por San Pablo, mira, qué has de cenar, hombre del diablo,

que hay esta noche grandes prevenciones.

D. FERNANDO.

Pues qué hay para cenar?

TACON.

TACON.

que imagino, que cantan en la cena un villancico de la noche buena.

No puedo conocerlos por lo obscuro, ni entenderlos, por mas que lo procuro.

1 2

D. FERNANDO.

Yo por mejor tubiera, decir, que soy Fernando de Ribera, y le obligára la nobleza mia á darme á Doña Inés; mas tu porfia, merobliga ya á que entremos.

.mm TACON.

De eso trato.

Simple, pues te dán tanto de barato: toma la posesion con buen despejo; que despues ahun vendrá á rogarte el viejo.

D. FERNANDO.

Finge tú, que yo estoy muy enojado.

Yo le pondré al vejete de quadrado.

D. FERNANDO.

Ya tu consejo elijo.

Su hijo has de ser, por Dios, ahunque el ahora trayga, por probar el padre, un testimonio aqui de la comadre. vans.

D. LOPE.

Allá dentro se entraron, vive el cielo, dexandome el recelo, de no saber, quién son. Sin mí he quedado. ¿ Mas qué vano cuidado tengo yo de mi casa, si en ella nada sé, de lo que pasa?

¿Pues para qué me asusto, que mi temor no es justo, quando yo no se nada? No puede ya mi hermana estar casada? Llamar quiero á esta puerta; pero no es menester, que ella está abierta: entrar quiero, y dexar mi duda en calma. Entra, y sale.

Mas no sé, que recelo tiene el alma: el corazon helado me dexaron estos hombres que entraron. ¡No es buen indicio, que se asuste el pecho, que el no estar satisfecho el corazon en casos presumidos, es, porque él sabe mas, que los sentidos. Con luz sale aqui un hombre. Este de casa es: no hay que me asombre, pues tan seguro aqui le considero: de él informarme, preguntando, quiero. Sale Tacon con una luz.

#### TACON.

\_ 10 is

Señores, suelta la sisa traygo al jubon y al coleto, que este viejo recoleto me hace descalzar de risa. De como él y yo me llamo, su hija y todos los del cuento, queda haciendo en su aposento

una memoria á mi amo.
Llegué á verla (aqui me rio)
y decia el papelejo:
Don Pedro de Lujan viejo
es vuestro padre, hijo mio:
Inés luego, y en hilera
toda la casa ha ensartado,
rematando en el fregado
Dominga la cocinera.
Ya de imaginar me alegro
lo que hará, ahunque no le quadre,
quando acostandose padre,
vea, que amanece suegro.

D. LOPE.

¿ Ah hidalgo?

¿ Quién pudo entrar

aqui?

D. LOPE.

Preguntaros quiero:::

TACON.

¿Y es buen modo, caballero? ¿No hay puertas para llamar?...

D. LOPE.

Templaos.

TACON.

Hasta la cocina, se podia entrar usté.

D. LOPE. FIGURE OF THE

; Sois de casa?

TACON.

No lowes one not

Tengo de ser de la China? Delle es

D. LOPED 7 . O

Responded: que no es prolixo, preguntando, un forastero.

TACON. 19 6 5 7 10 5

Si es el hijo verdadero? Ap.
Vive Dios, que hucle á hijo.
Verle mejor á la luz
el rostro quiero. Aqui llamo.
El se parece á mi amo,
como un huevo á un avestruz.

D. LOPE.

¿Pues Don Pedro de Lujan vive en esta cosa, ó no?

TACON.

Desde que en ella plantó un hijo como un jayán.

D. LOPE.

¿Hijo tiene?

TACON.

Y que ha venido de las Indias no ha ocho dias, con mas botas, que Tobías.

### D. LOPE. D. C.

De la carta lo han sabido. chap.

De eso no me satisfago.

¿Y á recibirle no han ido?

TACON.

Ya le tienen recibido, está for a y dado carta despago, est leb al estas

D. LOPE.

! Recibido ya su padre, Il son el si si ahun no le ha visto!

COLTACON. D ispe on . .

Señores, éste es el hijo pap, ap, a

por la leche do mi madre. La hora fatal llegó la ma sines on : 1.0

Valor: que este mentecato,

ni se parece all retrato, 329 no 30 11 ni al padre que le engendro. d ab 30 11

Señor, vos estais prolixo,

y mi amo se hande acostar, y banani y le voy á desnudar. mend maine i

D. LOPE! ned 1 500.

¿Quién es vuestro amo?

due ha cojincub Suchijo: ad oue

 Hijo debeis de llamar al marido de su hija.

TACON.

¡Jesus! Este es el demonio; de la ¿Pues espíritu sin luz, cómo, si huyes de la cruz, de la sabes la del matrimonio?

D. LOPE.

¿Diablo me llamais? ¿Por qué?

TACON IN OUT WILL IS

Porque aqui decís á vulto, lo que yo, ahun de puro oculto, sospecho, que no lo sé a de la companio

. D. LOPE. Silver L 101

Oíd: no seais majadero. I tatal and al

Value since cite. MODAT 1 1,

¡Usté, en vez de señoría, som se ma me dá la majadería!

D. LOPE. 12 Wind

Entrad; y que un forastero, and a ville quiere besar la mano, la ville decid á Don Pedro.

TACON. - 3 // - -

Ahora,

To distribute

que ha que está durmiendo una hora! Vaya usté, y vuelva temprano.

D. LOPE.

Entrad luego.

-O; A esta ocasion!

Idos vos, porque no os tope: que si sale aqui Don Lope, os dará algun trasquilon. D. LOPE.

Mi señor.

D. LOPE.

Qué escucho! O estais sin seso, ó estais borracho.

TACON.

Algo hay de eso.

D. LOPE.

Entrad, 6 del corredor a como a como os echaré.

TACON.

Tan liviano i mim

me juzga? A costarme voy, y os perdono, porque estoyou si de la con la candela en la mano.

. Sale Don Fernando.

D. FERNANDO.

¿ Qué es esto? ¿ Quién dá aqui voces? TACON.

Señor, este hombre, que vés, 110 que, porque me duele un callo,

| 304 EL PARECIDO                      |
|--------------------------------------|
| no le mato á puntapies.              |
| D. FERNANDO.                         |
| ¿ Pues qué quereis, caballero?       |
| D. LOPE une sine is sup              |
| ¡Qué es lo que mis ojos vén!         |
| Darte la muerte, enemigo.            |
| D. FERNANDO, 1 10. C. 560            |
| ¡Ah traydor! mata la luz.            |
| TACON.                               |
| TACON.                               |
| Qué escrebol aqui de seso,           |
| Ah infame! La luz has muerto. 1100 0 |
| Mas venganza tomaré,                 |
| ahunque á obscuras, de mi ofensa.    |
| D. FERNANDO.                         |
| ¿ Quién eres, hombre? Lal. d. harrad |
| D. LOPE                              |
| Cruel,                               |
| soy, quien heriste en Sebilla.       |
| D. FERNANDO A SELECTION              |
| Por la voz le buscaré;               |
| que éste ha ofendido mi honor;       |
| Mas ya he encontrado con él. rinen.  |
| TACON.                               |
| ¡Ay, que matan á mi amo!             |
| D. PEDRO dentro.                     |

Haz sacar luces, Inés, med are rones

o act introduction

D. INES dentro.

Señor, mira, si es mi hermano.

LEONOR dentro.

A obscuras, nada se vé.

Salen Dona Inés, Leonor y Don Pedro.

D. PEDRO.

Sacad luces.

Quedase Don Pedro en medio, y Don Lope á la puerta, por donde ha de salir Doña Ana con luz, y Don Fernando, y los demás enfrente.

D. ANA.

Aqui están.

¡ Qué es lo que miro! ¡ No es Don Lope este!

D. LOPE.

¡No es Doña Ana,

esta que veo!

D. FERNANDO.

Ah cruel,

aleve y fiera!

D. ANA.

i Ay de mí,

valedme, cielos! ... apaga la luz.

D. PEDRO.

Deten,

54705. Lope, hijo:::

with the will a law

D. FERNANDO.

Ya no soy Lope:

dexadme Don Pedro pues.

D. LOPE.

Doña Ana?

D. ANA.

Don Lope, esposo,

defiendame aqui tu fé del peligro de mi vida.

D. LOPE.

Esto lo primero es.

Vente, Doña Ana, trás mí.

D. FERNANDO.

Dexadme, que muerte dé á un aleve y á un traydor.

D. PEDRO.

Haz sacar luces, Ines. Hijo, Lope:::

D. FERNANDO.

Todo el mundo

no me podrá detener. D. PEDRO.

Pues trás tí me has de llevar. vase.

D. INES.

¡Qué es, lo que mis ojos vén! Ah ingrato hermano! Ay, Leonor, que esta criada cruel, era dama de mi hermano!

LEONOR.

De eso tiene el parecer.

D. INES.

De envidia y zelos voy muerta. ¿Mas si es mi hermano, por qué?

yase.

TACON.

¡Jesus, y qué bravo caldo se ha revuelto! Mas si es el caldo de olla podrida, quiero ser la libere en él.



# <del>(\*\*)</del>

# JORNADA TERCERA.

(<del>4-3)(4-3)(4-3)(4-3)(4-3)(4-3)</del>

Salen Dona Inés , Don Pedro y Tacon.

D. PEDRO.

Inés, yo pierdo el sentido de dolor.

D. INES.

Templa el cuidado, señor, que te has desvelado, y esta noche no has dormido.

D. PEDRO.

¡Cómo habia de dormir, quedandose Lope fuera! ¡Que tenerle no pudiera! ¡Que no le pude seguir! Y de lo que mas me aflijo, fue, que, diciendo, partió, que no era su padre yo, ni él era Lope mi hijo.

TACON.

Ya esto acabó: no hay que hacer

enredos ya , ni mentir. Mañana habré de pedir limosna , para comer. Pues , señor , yo me despido.

D. PEDRO.

¿Por qué, amigo ?¿ Qué te ha dado?

Señor mio, esto ha durado, lo que mi Dios fue servido.

D. PEDRO.

¿ Tambien tu lealtad me olbida?

TACON.

¿Si él no vuelve, qué he de hacer?

¿ Cómo que no ha de volver ? Perderé el juicio y la vida. ¿ Cerote, por qué ocasion te quieres ir? De ansia mucro.

TACON.

Como usted no es zapatero, no puedo, darle razon.

D. PEDRO.

¿Ahunque mi pesar lo note, qué causa hay, Cerote? Dilo.

TACON.

Que en acabandose el hilo, no es menester el cerote. D. PEDRO.

¡Cómo acabarse!¡Ay de mí! Mira, que me dás la muerte. Si hay algun pesar mas fuerte, dilo ya, y muera yo aqui.

TACON.

¿ No lo vén? Con mas presteza podrá sacarle el gatillo de la quixada un colmillo, que el hijo de la cabeza.

D. INES.

¿Qué á mi hermano le sucede ? Yo estoy sin mí , de temor. ¡Qué quieres , injusto amor! ¿Y por que volver no puede á casa ?

TACON.

Yo lo dixera:
mas de él tengo mucho miedo.
Ahora, yo he de vér, si puedo ap.
sacarle algo por postrera.
¿Vé usté aquel hombre tan fiero,
que á reñir con él se atreve?
Pues es un hombre, á quien debe
mi amo un poco de dinero;
y él á mi amo antes debia
dineros, que le pagaba,
y siempre que le encontraba,

al punto se los pedia.

Mas, despues que le pagó,
mi amo el deudor vino á ser:
y no hay modo, de poder
cobrar de él.

D. PEDRO.

¿ Pues por qué no?

TACON.

Se olbidó, que le debia.

D. PEDRO.

¿ Pues cómo no se olbidó, de lo que el otro debió, pues siempre se los pedia?

TACON.

Por eso, á renir, se mueve.

D. PEDRO.

Y es razon, que se los pida.

TACON.

De lo que debe, se olbida; mas no, de lo que le deben.

D. PEDRO.

¡Y eso recatando estás, quando estoy tan afligido? ¿De quanto la deuda ha sido?

TACON.

Cien escudos son no mas. D. PEDRO.

Pues yo se los pagaré,

V 4

312 EL PARECIDO porque no esté tan molesto. 🤝 ottore la

TACON.

Sí, señor : salgamos de esto; que yo se los llevaré.

D. PEDRO.

Pues yo voy á mi aposento, á darselos de contado.

TACON.

Pues con eso está ajustado, y vendrá Lope al momento.

D. PEDRO.

!Solo por eso reñia; y con cólera tan ciega, que soy su padre me niega, y al otro matar queria! Al verlo tan impaciente, temí, que fuera otro exceso.

TACON.

Jesus! Pues no adviertes, que eso lo ocasionó la creciente? \_ 112, 66

D. PEDRO.

Por los cien escudos voy al instante á mi escritorio.

TACON. Animas del Purgatorio, cien misas de ellos os doy. Nadie culpe á mis cuidados la estafa, al verme perdido;

que no es mucho, haber vendido un hijo por cien ducados.

D. INES.

¿Dime, ingrato, desatento, tu traycion, si lo sabia, por qué á mí no me decia de esta mujer el intento? ¿Es bien, haber engañado á mi amor con su sentido, quando yo de mí me olbido?

TACON.

¡Ay, que el mal se le ha pegado!

¡Mas qué he dicho!

TACON.

¡Ay Dios, qué exceso!

D. INES.

¡Sin mí estoy! Locura es.

TACON.

¡Jesus! ¿ Pues la hermana Inés, ahora sale con eso?

D. INES.

A poder él ser mi esposo, confieso, que le estimára mas que á otro, á quien juzgára tan fino y tan amoroso.

TACON.

Eso ya es inclinacion.

D. INES.

No es delito, ahunque sea asi.

TACON.

¿Pues qué me darás á mí, si traygo dispensacion?

D. INES.

Dispensacion! Esa es buena.

TACON.

Eso no saben acá; el de Miquinéz las dá á seis quartos la docena.

D. INES.

Mas tente, Cerote, y mira, quién es, quien entra aqui dentro.

Sale Don Lope.
D. LOPE.

Ya de Doña Ana el encuentro templó en mi afecto la ira. De Felix en la posada esta noche la he asistido; que, como recien venido, fue alli mi eleccion forzada,

para poderla librar.
Allá sola se quedó,
y al punto que amaneció,
mi padre vuelvo á buscar.

D. INES.

¿ Quién es ?

D. LOPE.

¿Hase levantado

ya Don Pedro de Lujan?

TACON.

¡Qué es, lo que miro!¡San Juan!

¿ Quién es?

TACON.

El deudor pasado,

en acreedor convertido.

D. INES.

Caballero, ya saldrá mi padre, y os pagará, lo que mi hermano ha debido.

D. LOPE.

Sois vos su hija?

D. INES.

Yo soy.

D. LOPE.

Dame los brazos, hermana.

D. INES.

¡Qué decis!

TACON.

¡Santa Susana!

D. LOPE.

Yo soy tu hermano.

TACON.

Allá vov.

D. LOPE.

Hermana Inés?

TACON.

¡Hay quimera

mas linda!

D. INES.

Yo hermana! Paso.

TACON.

Debe de pensar acaso, que eres tú la hospitalera.

D. LOPE.

¿Cómo con despego tal, llegas, un hermano á vér?

TACON.

Usted lo debe de ser del Hospital General.

Sale Don Pedro.

D. PEDRO.

Vamos, Cerote, á pagarle á este hombre; que es lo primero; que ya aqui llevo el dinero.

TACON.

Pues bien puedes, derramarle.

D. LOPE.

Padre y señor.

TACON.
Christo eterno!

D. PEDRO.

¡Qué habla este hombre! ¡Padre dixo!

Sí; que ahora os sale este hijo, como cebollon de invierno.

D. LOPE.

¡Cielos, qué es esto, que toco! ¿No me conoces?

D. PEDRO.

D. LOPE.

¿Que soy Don Lope, no infieres?

¡ Qué dices, hombre! ¡ Estás loco! Eso me dices á mí, application quando mi hijo está en casa!

D. LOPE.

¡Cielos, qué es esto que pasa!

No lo dixe? Venlo aqui.
Miren aqui los regalos, que halla. El diablo me lo dixo.
Si este hombre dá, en ser su hijo, le han de dar quatro mil palos.

D. LOPE.

Padre y señor: padre mio: Don Lope soy de Lujan; que, ahunque los años me habrán

trocado el rostro, no el brio, que heredé de aquesos brazos; y si en mi ausencia ha fingido alguien, que tu hijo ha sido, yo le haré dos mil pedazos; que sin duda es hombre baxo, quien finge por su interés, que es tu hijo.

TACON.

Par Dios, que es

tieso el hijo como un ajo.

D. INES.

Scnor, esto es fingimiento. TACON.

Gran dia ha de ser el de hoy.

D. PEDRO.

Hija, vive Dios, que estoy perdiendo el entendimiento.

D. LOPE.

Señor, yo anoche llegué, ib de se y aqui encontré á mi enemigo; y no hablé entonces contigo, porque á su hermana libre.

D. PEDRO.

Luego, quien riñó con él fuisteis vos. De pena muero. No es, á quien debe el dinero ese hombre?

TACON.

Digo, que es él.

D. LOPE.

Qué dinero!

TACON.

¿ Hay marabilla

como esta, ó es carantoña? ¿Usté no es el hijo de Oña, el Mercader de Sebilla?

D. LOPE.

Hombre, tu error lo imagina, si esa apariencia te ofrece.

TACON.

Señores, se le parece como un pollo á una sardina.

D. PEDRO.
Caballero, vive Dios,
que ya es mucha demasía,
y mucha bellaquería;
quando, el que riñó con vos,
era mi hijo, querer
fingiros vos hijo mio,
quando á vuestro desvarío
contradice el parecer.
Porque, si por darme enojos,
lo habeis querido fingir,
os lo sale á desmentir,
lo que están viendo los ojos.

320 EL PARECIDO Mi hijo Don Lope está en casa, y él es mi mismo retrato; y si vuestro desacato - 11 ya mas adelante pasa, tendrá obadía tan vana castigo; y su atrevimiento:::

TACON.

0.07/1011

Verán, si no pára el cuento. en zurrarle la badana.

D. LOPE.

¡ Qué es lo que escucho! Señor, quien riñó conmigo, era Don Fernando de Ribera: y quien con ciego furor en Sebilla me hirió á mí en su casa por Doña Ana de Ribera, que es su hermana, aquella que estaba laqui. Y esto lo echareis de vér, en que al punto que la vió, de la prima á matarla se arrojó: y yo, para defender a la sairen. el peligro de su vida, de tu casa la saqué, y á otra casa la llevé, donde la tengo escondida. Y si no crees, que es verdad, vente tú, señor, conmigo;

321

#### EN LA CORTE.

que hallando en ella un testigo, saldrás de tu ceguedad.

TACON.

Cielos, no es nada la veta de la media.

D. PEDRO.

Mas me aflijo.

¿Tu amo no es Lope mi hijo?

Como Lope fue el Poeta.

D. PEDRO.

¡Pues qué es esto!

TACON.

Esas son largas.

D. PEDRO.

Tú me harás desesperar.

TACON.

¿Helo yo de averiguar? Yo soy Cerote, y no Bargas.

D. LOPE.

Villano, pues tú este daño estás fomentando aqui, viven los cielos, que en tí he de vengar el engaño.

TACON.

Señor, sé tú mi coleto.

D. LOPE.

Ahunque lo contrario intentes, yo soy su hijo, y tú mientes.

TACON.

Por mí, mas que seas su nieto. D. PEDRO.

¿ Qué intentas, nombre prolixo? No basta; darme pesar, sin que vengas á matar el criado de mi hijo?

D. LOPE.

Que yo soy tu bijo, señor.

TACON.

Bien puede él haberlo sido, sin que tú lo hayas sabido.

D. INES.

Padre, el remedio mejor es, irlo á averiguar, y que tú vayas, á vér, lo que dice esa mujer; que ella no puede afirmar, que sea Lope su hermano, estando él aqui presente; que si él su engaño desmiente, quanto diga, será en vano.

D. PEDRO.

Allá he de ir. ¡ Si esto sería verdad, y este mi hijo fuera, D. INES.

yo las albricias me diera; que á mí mas bien me estaria.

D. PEDRO.

Venid pues.

D. LOFE.

Ya yo os asisto.

TACON.

Vé tú, y allá te lo avén.

D. PEDRO.

Tú has de seguirnos tambien.

TACON.

Esto es malo, vive Christo.

D. PEDRO.

Guiad. ¿ Dónde habemos de ir?

D. LOPE.

A salir de este embarazo.

TACON.

Pues ya se desata el lazo, bien me podré yo escurrir. vanse.

D. INFS.

i Cielos , se habrá visto pecho en confusion semejante! i Que yo con un hombre encuentre, que me enamóre en la calle: que entré en mi casa inclinada, y que le trayga mi padre por mi mismo hermano á casa;

que en presencia rostro, y talle tenga señas de mi hermano, palabras y obras de amante; y que su amor y su olbido me obligue contra la sangre! Que una mujer forastera venga á mí, porque la ampáre: que yo en casa la reciba con generosas piedades: que venga un hombre de fuera, que aqui rinendo se hallen mi hermano y él : que al sacar ella una luz, su semblante mueva en mi hermano un enojo, de quien el otro la guarde; y ahora vuelva este hombre mismo con razones eficaces afirmando, que es mi hermano; y entre confusion tan grave se hallen todos los sentidos, sin saber, hácia qué parte poder guiar el discurso: y quando ningun dictamen en todos ellos es fixo, solo mi amor es constante, sin que las dudas se alteren, ni la razon le contraste, de ser mi hermano el que quiero! Sin duda hay secreto grande de amor entre tantas dudas, y el corazon es, quien sabe estos secretos á veces; pues si él permite, que ame, siendo, quien saberlo puede, sin duda, no es yerro amarle; ¿que á ser mi hermano, el delito contradixera la sangre. Mas caso que no lo sea, qué importa el quererle facil, quando ya, en darme á Don Diego, está tan firme mi padre, que hoy dice, que de secreto, con él ha de desposarme? ¿Amor, qué quieres de mí; quando eres; para templarte, si no es mi hermano, imposible; y si es mi hermano, culpable?

### Sale Leonor.

LEONOR.

Señora, tu hermano viene, descolorido el semblante y ajado, como quien suele pasar la noche en la calle.

D. INES.

¡Ay Leonor, que yo presumo,

que son mayores mis males!
Que no es mi hermano!

LEONOR.

¡ Qué dices!

D. INES.

Que hay ya muchas novedades.

¿Pues qué mas quiere tu amor, si, que no es tu hermano, sabes?

¿ Qué importa, si con Don Diego me quiere casar mi padre? LEONOR.

¡Jesus, y qué mentecata! ¿ ¿No sabes, que él es tu amante?

D. INES.

Sí lo creo: asi es verdad.

LEONOR.

¿Pues hay mas, de que le engañes á tu padre, y que este Lope, que por hermano te trahen, con la piel del otro hermano hoy la bendicion le gane, como el otro lo hizo marras?

D. INES.

¡Cómo ha de ser eso facil!

Mas él viene.

D. INES.

Sin mí estoy

entre dos precisos males.

Sale Don Fernando.

D. FERNANDO.

Despues que toda la noche de ofendido y vigilante, por buscar mis enemigos, no dexé casa ni calle, sin poderlos encontrar; apenas el dia sale, quando en la Red de San Luis, queriendo pasar al Carmen, á Don Felix de Guzman encontré, mi amigo grande, al qual de verme admirado, calló mi afrenta el semblante; que no ha de saber mi agravio hasta mi venganza nadie. Enseñóme su posada, donde volver á albergarme pienso, hasta hallar mi enemigo; que ya no es bien, que yo pase en lances de honor con burlas de amor y olbido adelante; y asi á Don Lope y á Inés::: Mas ella está aqui.

D. INES.

Pesares,

ape ...

matadme ó morid. ¿Don Lope, señor, hermano, qué haces? ¿Qué novedades son estas? ¿De dónde vienes? ¿qué trahes?

D. FERNANDO Ya, Señora Doña Inés, es fuerza, que el alma os hable con las veras, qué hasta aqui decente ocultó el donayre. Yo no soy hermano vuestro; no, no el cariño lo extrañe, que el lugar que tengo en él, si es mi ventura tan grande, que haya merecido alguno, no vengo á desocuparle; sino á pedir, que de hermano me le troqueis en amante. Para aquesto en vuestro pecho no ha de entrar, ni salir nadie: yo estoy dentro, vos me veis: no el decóro os embarace; porque no habreis menester mas que, para mejorarme, dar el oficio al amor, que estaba haciendo la sangre, Y porque ocuparle puedo,

conozcais (digo ocuparle, por capáz del favor vuestro; que á vos no os merece nadie.) Don Fernando de Ribera soy; que en aquel mismo instante, que os ví en Madrid, de Sebilla acababa de apearme. Traxome aqui una desdicha, Permitidme, que la calle, porque al decirla, recelo, que me arrojeis de la parte donde me teneis, señora, si vos llegais á mirarme, ahunque fue sin culpa mia, vestido de este desayre. Estando en la calle pues, sin tener, donde albergarme, sin socorro, por cojerme sin prevencion este lance, á los ojos de Don Diego y á la ansia de vuestro padre, posiblemente engañaron las señas de mi semblante. Y esto junto con fingir mi criado con tal arte la enfermedad de mi olbido, hizo el engaño mas facil. Traxome á casa por hijo,

EL PARECIDO 330 donde trocando el dictamen, lo que acepté desvalido, lo proseguí por amante. Obligóme vuestro amor, á lo que, sin causas tales, fucra, señora, indecente, en un hombre de mi sangre. Mas ya, el declararme, es fuerza; porque en mi pecho no caben aquellas burlas fingidas al lado de mis pesares. Vuesto amor sé, que en él vive, y creed, señora, que es grande; pues tal linage de pena, no resiste el maridage. A decir esto, resuelto vengo, á vos y á vuestro padre; porque en ningun tiempo pueda ser por mi engaño culpable: que, ahunque en esto os aventure, mas quiere mi noble sangre, que ayrosa verdad os pierda, que indigna cautela os gane. Y mirad, lo que os estimo; pues quando mi duda sabe, que el digno lugar de hermano tengo en vuestro pecho afable, mi corazon no se atreve

á estár en él como amante, sin que antes de aqueste engaño la aleve mancha se lave. Don Fernando de Ribera soy por mi noble linage: del logro de mis deseos son mis deseos capaces: pero capaces, teniendo vuestra gracia, que esa nadie la merece, porque es gracia, que la nobleza mas grande, quando se pone á la vista de luces tan celestiales, solo es un vaso capáz, donde sus favores caben. Solo mi amor os propongo por merito de mi parte; y ese lo es, queriendo vos, sin que yo pueda quexarme de vos, porque no quereis; que él no ser mi amor constante correspondido, es desdicha, no culpa en vuestro dictamen; que no nace la hermosura obligada, quando nace, á querer á quien la quiere, si es la de su amor constante. Ya pues, señora, que yo

Don Fernando, ¡ quién pudiera con palabras eficaces decirte los parabienes, que doy á mi amor, de hallarte

viviré de mis pesares, contento, de haber perdido una ventura tan grande, por no ajar mi bizarría de tal engaño al ultraje. galan, quando por mi hermano estaba oculto en la carcel de mi silencio! Aquel dia que te ví, en el mismo instante los ojos, que me pediste, eras tú, quien me llevaste. Mas de este amor el estorbo es el gusto de mi padre, que me casa con Don Diego. Mas primero que me case, á morir estoy resuelta. Ahora, pues tú ya sabes de mi amor y tu peligro, ponte en el riesgo, de parte del remedio, si hay alguno.

D. FERNANDO.

Ya, señora, llegó el lance tan á punto del extremo, que el remedio, que aqui cabe, es, el que yo no me atrevo á proponeros amante, por el respeto que os tengo:::

LEONOR.

¡Respeto! Es para galanes de la era del Rey Bamba, que oliendo el favor de un guante estaban nueve ó diez años; pero ya no se usa el trage334 EL PARECIDO de las calzas atacadas.

D. INES.

Fernando, no lo dilates.
Antes de decir mi amor,
pudieras embarazarte:
mas diciendo, que te quiero,
mas que atento, eres cobarde.

D. FERNANDO.

Pues el remedio, señora, solo es, poneros en parte, donde digais, que sois mia, sin que el riesgo os embarace; que desde alli, á ser mi esposa, me toca á mí lo restante.

D. INES.

¿ Quando ha de ser eso?

D. FERNANDO.

Luego;

que en sabiendo vuestro padre, que no soy su hijo, es preciso, que aquesta ocasion me falte.

D. INES.

¿Y donde he de ir?

D. FERNANDO.

A un convento.

D. INES.

Pues, Leonor, los mantos trahe.

LEONOR.

Al arma, Comendadores.

vase.

D. INES.

Toma, dueño mio.

D. FERNANDO.

¿ Qué haces?

D. INES.

Darte la mano:::

D. FERNANDO.

¿ Qué dices?

D. INES.

De tu esposa.

D. FERNANDO.

¡Dicha grande!

D. INES.

Esto es preciso.

D. FERNANDO.

¿ Por qué?

D. INES.

Por ir honrada.

D. FERNANDO.

¿A qué parte?

D. INES.

Siendo yó tu esposa ya, á donde tú me llevares.

Sale Leonor con los mantos.

D. FERNANDO.

Pues yo al alma la traslado.

336 EL PARECIDO por mi labio.

D. INES.

No te tardes.

D. FERNANDO.

Vamos, pues.

D. INES.

Ya yo te sigo.

D. FERNANDO.

Bien haya mi suerte.

LEONOR.

Andares;

eso sí marido á gusto, ahunque sea pobre, que hace la boda en Carnestolendas con quesadillas y ojaldres.

vanse.

Sale Dona Ana con manto y Don Felix.

D. FELIX.

Señora, perdonad, que con la prisa de salir con Don Lope esta mañana, un papel olbidé, cosa precisa para mi pretension.

D. ANA.

Prevencion vana

es la que haceis, señor, en vuestra casa, á quien os debe amparo tan atento.

D. FELIX.

Entre tales amigos, siempre pasa

al que hace el gusto, el agradecimiento: demás de que á Don Lope se lo debo; y estando aqui vos sola, no me atrevo, á entrar, ahunque es segura mi fineza.

D. ANA.

Esa atencion tendrá vuestra nobleza, por lo que á sí se debe; pero no porque aqui la causa os mueve, que de vos y de mí Don Lope alcanza, quando me trahe aqui la confianza, que merece tan fiel correspondencia.

D. FELIX. Vase

Pues de entrarle á buscar, me dad licencia.

i Cielos, que yo viniera
á buscar el peligro, y que saliera
delante de mi hermano!
Cómo esto pudo ser, discurro en vano;
si no fue, que ofendido,
á Don Lope siguiendo, haya venido.
Dicha ha sido, librarme de la muerte;
ya agradezco á mi suerte,
que habiendome Don Lope aqui trahido,
no me haya conocido
aqueste caballero,
que de Sebilla es, á lo que infiero,
pues yo allá oí su nombre. [bre
Sombra no encuentro, ya que no me asom-

TOM.II. PART.II.

D. FERNANDO.

¿Don Felix de Guzman está aqui dentro?

Valedme, cielos, en tal riesgo ahora.

¿ No está en casa Don Felix, mi señora?

Sale Don Felix.

D. FELIX.

¿ Quién á Don Felix busca?

D. ANA.

Ahí os espera.

D. FERNANDO.

Tu amigo Don Fernando de Ribera.

D. ANA.

¡ Ay cielos! Yo soy muerta, si no puedo salir por la otra puerta. vase.

D. FELIX.

¿Amigo mio, que es lo que me quieres?

Aqui vienen conmigo dos mujeres, que mientras hago yo una diligencia, de que se estén aqui, dareis licencia.

D. FELIX.

Amigo, vive Dios, que me has cojido

EN LA CORTE.

aqui con otro paxaro en el nido.

D. FERNANDO.

¿ Por qué?

D. FELIX.

Porque aqui tengo una señora, que me encargó un amigo; mas ahora se lo entraré á rogar. Decid, que espere; que no lo puedo hacer, si ella no quiere.

D. FERNANDO.

Si querrá por dos horas solamente; que en las mujeres no es inconveniente; que ellas no se embarazan.

D. FELIX.

Voy á verlo; vase. que no puedo hacer mas, que proponerlo.

Entra, Inés.

Salen Dona Inés y Leonor.

D. INES.

¡Ay Fernando! Quiera el cielo, que de mi amor se logre el firme zelo, con que te sigo.

D. FERNANDO.

Aqui estarás, en tanto que yo busco el convento.

LEONOR.

¡Cielo santo!

La oracion de San Juan me salió cierta;

porque, en echando el huevo, fui á la puerta, y Cerote dixeron de alli á un rato, y Cerote bien viene con zapato.

Sale Don Felix.

### D. FELIX.

Fernando, ya no es menester licencia; que la mujer se fue: y es evidencia, apque de Fernando ha sido conocida, pues, al verle, de aqui sue fue afligida. De ella daré á Don Lope buena cuenta! Sea quien fuere, ha sido desatenta. Fernando, tú, despues de haber venido; acaso alguna dama has conocido?

# D. FERNANDO.

Si no es á la que veis, otra ninguna. 1910 D. FELIX. (tuna, ¡Pues qué es esto! ¡Hay mujer mas impor-

que porque entró aqui un hombre, se haya ido!

Amigo, ya en tu intento estás servido.

# D. FERNANDO. ... ... ....

Pues, despues de dexar estas señoras qui dentro, te pido por dos horas, que me acompañes á una diligencia.

# D. FELIX. D and and Ship

Eso no puede ser con tu licencia; porque otra ocupacion mayor me llama.

### EN LA CORTE. D. FERNANDO.

Mayor!

D. FELIX.

Sí: de buscar aquesta dama, que, para irse, mas causa no ha tenido, que huir de tí, si á tí te ha conocido.

D. FERNANDO.

¡ Mujer que huyó de mí! Cielo, si fuera mi hermana esta cruel; que bien pudiera, pues no es conocida ella de mi amigo. ¿ Quién te traxo esa dama?

D. FELIX.

Eso no digo; porque dama y secreto me ha fiado, y en quanto esto he de estar siempre á su D. FERNANDO. [lado.

¿Pues hay peligro?

D. FELIX.

Y grande, segun dice.

D. FERNANDO.

¡Cielos, si he sido yo tan infelice, apeque contra mí mi amigo esté empeñado! Mas aqui es imposible mi cuidado; que Don Felix el cargo no admitiera, quando supiese, que mi hermana era. Ignorandole, menos ser podia; porque cómo es posible, que en un dia, siendo Don Felix hoy recien venido,

sea de mi ofensor tan conocido? [to. Yo, Don Felix, he de irme á aqueste inten-

D. FELIX.

Esta la llave es de mi aposento: dadsela á esa señora; que yo á buscar la otra, voy ahora.

D. FERNANDO.

Vamos pues.

D. FELIX.

A buscarla me resuelvo.

D. FERNANDO. [vase

Cerrad, señora, vos; que luego vuelvo.

Cierra, Leonor, la puerta. ¡Cielos, si tanta dicha será cierta! Mas mira, que á la puerta están llamando: abrela, que quizá será Fernando.

LEONOR.

Sin sosiego me tiene el casamiento: Dios quiera, que no pare en sentimiento.

D. INES.

¡Hay pena mas tirana!

LEONOR.

¿ Quién llama aqui?

D. LOPE dentro.

Yo soy; abre, Doña Ana.

¡Ay, señora, muerta estoy!

D. INES.

!Tu padre!

D. INES. ¡ Tesus mil veces!

LEONOR.

Aqui nos parten las nueces, ó las piernas : yo me voy. vase. Salen Don Pedro , Don Diego , Don Lope

y Tacon. D. PEDRO.

Yo tanto me he detenido, para que sea Don Diego testigo, de que estais ciego.

TACON.

Escurrirme no he podido.

D. DIEGO.

Vos Don Lope! Vive Dios, que á no ver, que vuestro engaño es castigo mas extraño, renido hubiera con vos.

D. LOPE.

Pues la verdad no ha podido, ni las señas, que yo he dado tan seguras, no han bastado, para haberme conocido; y el tener acaso ese hombre el semblante que os engaña, que yo tube, quando á Hespaña dexé, y el tomar mi nombre; no pretendo ahora pues, l'iniq n'! que por hijo me tengais, sino que aqui conozcais,

como ese hombre: no lo és.

Este es mi padre, Doña Ana.
No terencubras; que es en vano.
Dí, quién soy yo, quién tu hermano.

D. INES.

Hay pena mas inhumana, que encontrarme aqui mi padre!

Dilo pues; que aqui no hay mal, que recelar.

TACON.

No hagas tal, por la deche de tu madre.

D. LOPE.

Dá, pues le importa á mi fama, de de descubrirte, licencia.

D. PEDRO.

¿ No veis, como en mi presencia no osa, decirlo esta dama?

D. LOPE.

¿Doña Ana, qué intentas, dí; que á hacer una groseria me ocasionas?

D. INES.

qué he de hacer; que estoy sin míl.

Por vida de Inés de Astorga, que lo diga. Velo usté: ella lo niega.

D. LOPE. Por qué?

Porque, ahunque calla, no otorga.

De vuestro engaño prolixo viendo el desengaño, os dexo.

TACON.

Señores, con esto el viejo mas se encarniza en el hijo.

D. LOPE.

¡Cómo iros! Vive Dios, que antes se ha de descubrir, y tambien ha de decir, quiensoy, delante de vos.

Sale Don Felix.

D. FELIX.

Vive Dios, que hallar no puedo esta mujer. ¡ Mas qué miro! ¿ Quién está aqui?

D. LOPE.

Pues, Doña Ana,

primero el desayre mio escusar quiero, pues siendo yo tu esposo, no has querido descubrirte; y asi yo:::

D. INES.

¡Valedme, Cielos divinos!

D. FELIX.

¡Qués es lo que haceis! Deteneos.

D. LOPE.

Felix, Doña Ana es testigo de lo que á mi honor le importa; y por mas que la he pedido, que se descubra, y lo diga, no quiere.

D. FELIX.

Tened por Christo, que esta dama no es Doña Ana.

D. LOPE.

¿ Pues quién?

D. FELIX.

No puedo decirlo, siera pudiera,

ni ahunque quisiera pudiera, porque la traxo un amigo aqui, sin saber, quién es.

D. LOPE.

¿Pues y Doña Ana?

D. FELIX.

Se ha ido de aqui, sin saber yo dónde.

D. LOPE.

Eso, Felix, es indicio, de que estais vos en su intento, y fomentais su designio. ¡Oh falso amigo!¡Oh traydor!

D. FELIX.

Ni traydor, ni falso amigo soy, porque ésta no es Doña Ana.

D. PEDRO.

¿Pues si veis, que ella no ha sido, qué es lo que intentais ahora?

D. LOPE.

Descubrirse no ha querido, y yo he de hacerlo, Don Felix.

D. FELIX.

Pues, que yo he de resistirlo, entended.

D. LOPE.

Viven los cielos, que tu traycion , falso amigo:::

D. FELIX.

Don Lope, viven los cielos, que es cierto, quanto os he dicho; y no es Doña Ana esta dama. D. PEDRO.

¡Qué escucho!¡Don Lope dixo!

TACON.

¿Si lo finge para tí, no puede haberlo fingido para el otro?

D. PEDRO.

Caballero,

Don Lope es un hijo mio; que éste que veis, no es Don Lope.

D. FELIX.

Yo esa duda no averiguo: solo esta dama defiendo, que me ha encargado un amigo. Entraos, señora, allá dentro.

D. INES.

La vida á este hombre he debido. vase.

D. LOPE.

Don Felix, esa es traycion, que mi acero:::

D. PEDRO.

¿Estais sin juicio?

Mirad, que estoy á su lado, si intentais tal desatino.

D. DIEGO.

Y yo tambien.

TACON.

Y yo, y todo.

Padre, vos:::

D. PEDRO.

Ay tal delirio!

Hombre, yo no soy tu padre.

TACON.

Señor, que te llame tio; partase la diferencia, y hazle siquiera sobrino.

D. LOPE.

¿Señores, caso como éste habrá á otro hombre sucedido? Viven los ciclos sagrados, que perdiendo estoy el juicio.

D. EELIX. 2

Don Lope, esta es la verdad.

D. PEDRO.

Que no es Don Lope; hombre, idos, jó perderé la paciencia, y haré con vos un delirio.

D. DIEGO.

Y yo tambien , vive Dios; que estais ya muy atrevido en un engaño tan grande.

TACON. O

Y yo tambien, vive Christo, pues quereis, ser hijo hongo, que, sin sembrarle, ha nacido.

D. LOPE.

A todas esas injurias
respondo, que las permito,
porque ahunque mi padre aqui
á mí no me ha conocido,
yo le conozco por padre,
y le respeto como hijo;
y porque dudo, si es cierto,
lo que Don Felix ha dicho,
iré á buscar á Doña Ana,
y ella será fiel testigo
de mi verdad, si la halláre;
y vive el cielo divino,
que si la ocultais, Don Felix,
de mí tengais el castigo.

vase.

D. PEDRO. , ogplindl

Caballero, este pesar por mi causa habeis tenido; que este hombre sin duda es loco.

TACON. 07 1130 351 1 Y

Sí, señor, porque ha querido hacerse hijo de mi amo, como si espiga de trigo fuera él, que de repente lé salen tres ó quatro hijos.

Sale Don Fernando.

D. FERNANDO.

Ya he apalabrado el convento, il

¡Mas, cielos, qué es lo que miro! ¡Don Pedro y Don Diego aqui! ¡Si á Doña Inés habrán visto!

D. PEDRO.

Este es mi hijo, señor. Vén acá, Lope, hijo mio. ¡Qué es esto! ¿Dónde has estado?

D. FERNANDO.

¿ Pues, señor, ya no has sabido, que no soy tu hijo?

D. PEDRO.

¡Hay tal cosa!

¡Que no sanes de tu olbido!

Señor, yo no te lo dixe? No hay remedio, vive Christo, de que al otro hijo le crean.

D. FERNANDO.

Don Felix, ¿dónde se ha ido la dama?

D. FELIX.

Allá dentro está; que nadie la ha conocido.

D. FERNANDO.

Mirad, que este hombre es su padre.

D. FELIX.

¡Su padre! ¡Grande peligro!

D. PEDRO.

¿Lope, cómo no me abrazas? i noti

D. FERNANDO.

Forzoso es aqui, fingirlo, ap. por el peligro de Inés. ¿Pues, señor, qué te ha trahido a esta casa?

D. PEDRO.

que dá, en que él es tú, y ha dicho aqui quatro mil locuras.

TACON.

Es un loco, vive Christo. Es un mon Señor, mira lo que pasa.

De risa pierdo el sentido: 10 (10012).

Salen Don Lope y Dona Ana. d

D. LOPE.

Aqui vereis, caballero, is es verdad, lo que yo digo. Entra conmigo, Doña Ana.

D. ANA.

Ay ciclos, qué es lo que miro!

D. FERNANDO.

Ah infiel hermana!

D. LOPE.

Teneos,

Entrad, señora, conmigo. De FELIX.

Ahora estoy á vuestro lado. Mirad, que he dado á este amigo palabra, de defender de aquesta dama el peligro.

D. FERNANDO.

Mirad, Felix, que es mi hermana.

D. FELIX.

Fernando, lo dicho dicho.

D. PEDRO.

¡Cómo tu hermana! ¡Qué dices! ¡Hay mayores desatinos!

D. FERNANDO.

A todos he de mataros. Quitaos vos; que nada miro.

D. PEDRO.

¡Tú me pierdes el respeto!

CTACON.

En estando enfurecido, se matará con su padre.

D. LOPE.

Don Fernando, ya os he dicho, que os está bien.

D. FERNANDO.

Bien á mí?

D. LOPE.

Sí, siendo yo su marido. TOM.II. PART.II.

D. FERNANDO. 1192 , besta.

De esa suerte decis bien,

pues restauro mi honor limpio, sind! Chall . D. Lope.ad way , barily

-Pues ahora, porque todos ob andillo salgamos de un laberinto de atemps el ¿vos Don Fernando no sois de Ribera?' no some, zant, bank

D. FERNANDO.

Asi lo afirmo balans

D. LOPE.

Pues yo, señor, soy Don Lope blay in to weather de Lujan.

D. PEDRO.

¡Cielos, qué he oído! o l

¿Pues no eres mithijo tú? D. FERNANDO.

Sí, yo lo soy, y lo he sido. om is l D. PEDRO.

¿Pues cómo aquesto respondes?

D. FERNANDO. A. MINI

Porque vos no habeis sabido cómo lo soy; mas vereislo. Ah Doña Inés. 10 1 1 23 60 9.1

Salen Dona Inés y Leonor.

D. INES.

Dueño mio. and the tire of main in

M.CL ILLIATOT

D. FERNANDO.

Dame là mano.

D. INES.

Soy tuya.

D. FERNANDO.

De este modo soy tu hijo; porque hasta aqui lo fui solo, porque soy el parecido.

TACON.

Lleve el diablo, quien habláre palabra sobre lo dicho.

D. PEDRO.

Pues me está bien, yo lo aceto.

Pues, Leonor, tu mano pido.

yo la doy, y con dos manos.

TODOS.

Y con esto y con un vitor para Moreto, aqui tiene fin dichoso el Parecido.



With British

ारकार हो असम्ब

1 7 m 1 ...

Jan Stranger Land

Flove el diviso estas Elife Falabra cobre

Thes me each the property

Pass, Leoned, to such the

ું કે <mark>માં લેલ્ફુ</mark>, ું પાતા ભાગમાં ક

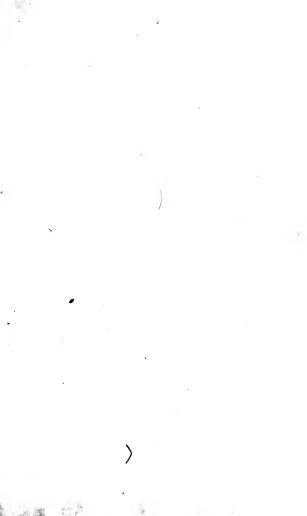







DO NOT REMOVE THE CARD FROM **THIS POCKET** 

> Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

Author

Garcia de la Huert

